### COMEDIA FAMOSA.

Le Barelle de las Veras,

# LA BATALLA DE LAS NAVAS. Y EL REY D. ALFONSO EL BUENO.

DE DON PEDRO LANINE SAGREDO.

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES.

El Rey Don Alfonso. Alvar Nuñez, Galan. D. Diego Lopez de Haro. El Arzobispo D. Rodrigo. Chorizo, Gracioso.

Alcuzcuz, Vejete.

\*\*\* La Reyna Doña Leonor. \*\*\* Santiago Apostol. \*\* Zorayda, Dama, Mora. \*\* San Isidro Labrador.

\*\* \* Jarifa, Graciosa, Mora. \*\* Un Angel. Música.

\*\*\* Fenix , Criada. \*\*\* Soldados Christianos. \*\* Mahomad Miramamolin. \*\* Soldados Moros. \*\* Abdalla , Barba , Moro. \*\* Acompañamiento.

## 

#### JORNADA PRIMERA.

Suenan dentro Caxas y Clarines y raido Unos. Viva Alfonso.
Otros. Viva el grande

Macemud, Principe nuestro. Unos. Castilla viva.

Otros. Arma, guerra.

Unos. Viva Alfonso el Noble.

Otros. A ellos.

Salen Alvar Nuñez riñendo con Zorayda, Chorizo y Jarifa.

Alvar. Rendid, villanos las vidas. Zorayd. Noble Christiano, primero será despojo la tuya de los filos de este acero.

Alvar. Bello prodigio Africano, aunque cautivarte intento para hacerte de mi vida ( siendo yo tu esclavo ) dueño, pues me rinde tu hermosura, tuyo será el vencimiento.

Zorayd. Gallardo jóven, á quien en la palestra de Vénus y no en la arena de Marte se puede rendir mi esfuerzo. confieso que de tu brio, de tu garvo y de tu aliento estoy ya presa, no juzgues que es poco lo que confieso; pues lo que no ha conseguido

el grande poder inmenso de quantos Reyes ilustran todo el Mahometano Imperio, tú en un instante has podido; y así, á tus pies este acero sea troféo y laurel, que corone tu ardimiento el triunfo de confesarlo la vanidad de mi pecho. Alvar. Aguarda, asombro divino, vuelva á ceñirse tu aliento el acero que me rindes, que fuera ultraje en mi afecto que se vieran á mis pies los despojos de tu cielo. Chor. Y usted no se rinde? Jarif. No. Chor. Por qué causa? Jarif. Porque he hecho voto de nunca rendirme, hasta que me den primero. Chor. En su ley saben votar? Jarif. Si, que Mahoma fué Arriero. Zorayd. A tan hidalga atencion

agradecida me veo. Dentro. Arma, guerra. Alvar. Ya la lid se renueva, y al empeño

me llama mi obligacion. Zorayd. Pues qué disponeis?

Alvar. Qué puedo disponer, quando ya todo el alvedrío es tan vuestro, y os adoro? que podeis á vuestro Campo volveros.

Zorayd. La libertad que me dais, no tanto ya os agradezco por libertad. Albar. Pues por qué?

Zarayd. Porque habiéndoos visto, es cierto que no la tendré jamas.

Alvar. Qué decis? Zorayd. Que si el honesto recato no embarazara las cláusulas del silencio á mi amor::-

Dentro D. Diego. El Rey peligra: à esta parte, Caballeros. Alvar. Ya no puedo detenerme,

vete, vete, que primero es el Rey. Zorayd. Qué en fin te vas? Alvar. Es preciso. Zorayd. Qué te pierdo? Alvar. Ese es mi dolor. Zorayd. Qué penal Alvar. Mas el Rey es lo primero: á Dios.

Al irse á entrar Alvar Nuñez, sale el Rey herido en un brazo, y algunos Soldados deteniéndole.

Sold. Vuestra Magestad se retire, que es exceso (estando herido) arriesgar en su vida la del Reyno.

Rey. No me detengais, amigos, que esta púrpura que vierto, esta sangre que derramo, enciende en glorias el pecho: al caer precipitado un Moro entre otros, que muertos, destrozados y abatidos dexa mi invencible acero, su lanza encontró en mi brazo, y mi propio movimiento causó esta superficial herida; atadme al momento esta banda, y no impidais que vuelva á la lid mi estuerzo.

Sale D. Diego Lopez de Haro, Barba Diego. Será en vano, porque el Moro la victoria va siguiendo, y todo tu Campo roto, lleno de estragos sangrientos, queda cubierto de heroycos Castellanos. Rey. Pues con ellos he de morir. Diego. Eso es aventurar todo el Reyno: retirese vuestra Alteza, las reliquias recogiendo del Campo, y fortalecido estorbe el daño postrero, cerrando el paso á Castilla, que esto importa.

Rey. Pues Don Diego Lopez de Haro, ya será para eterno monumento de los venideros siglos, padron inmortal del tiempo, esta batalla de Alarcos, en que nuestro noble esfuerzo salió vencido. Diego. Tu culpa

dió

dió este triunfo al Sarraceno, pues con Raquel una Hebrea, ofende tu amor al Cielo.

Rey. O fiero dolor! mas qué me entristece, quando tengo á Raquel, que es la victoria mas grande de mis afectos?

Pero Alvar Nuñez de Lara, quién está con vos?

ap. Alvar. Ya, Cielos, libertad no puedo darla. A los primeros reencuentros de la batalla, intentando quitar al contrario un puesto, despues de haberle rompido un Batallon con ligero galope, ví, que unos Moros fuga de mí hacer quisieron: seguilos, pero fué en vano, porque todos se escondieron en una emboscada, donde entrando solo y resuelto, hallé esa hermosa Dama; y segun su porte veo, aunque ganó la victoria tan ventajoso y sobervio el Moro, perderá en ella aun mas que vale su Reyno.

Zorayd. Mucho debo á la fortuna, ap.
pues he salido del riesgo
de tener que agradecer
lo que no puedo deberos.
Zorayda soy, Castellano
Monarca, que tus pies Régios,
como si fueras mi Rey,
gustosa y rendida beso. Arrodíllase.

Rey. Alzad del suelo.
Zorayd. Al mirarle

se suspende mi respeto.

Diego. Qué graciosa que es la Mora!
no ví rostro mas perfecto; ap.
su hermosura á la memoria
me trae el fatal suceso
de una hija que perdí
recien nacida.

Zorayd. Qué nuevo impulso al ver este anciano arrastra mi propio afecto! Dentro. Arma, guerra. Caxas. Chor. Quál se zurran. Diego. El Moro va ya siguiendo

Diego. El Moro va ya siguiendo la victoria: gran señor, retiraos, que pretendo defender aqueste paso.

Rey. Supuesto que es vano intento, estando sin gente ya, hacerle cara, yo quiero vuestro consejo seguir.

Diego. Aqueste es seguro puesto, en él os podeis quedar.

Dentro. Arma, guerra.

Diego. Ya mi esfuerzo

os defiende, Castellanos. Vase Chor. Como á liebres van los perros siguiendo nuestros Christianos.

Alvar. Todo el Exército entero por aquella parte va siguiendo su fuga. Rey. El Cielo, sin duda, por mis delitos permite aquestos sucesos.

Chor. Ya no se alcanzan á ver.

Rey. Pues ya distantes nos vemos
del enemigo, entre tanto,
que con la gente Don Diego
llega, decidme, Zorayda,
quién sois; porque el tratamiento
conforme á vuestra persona
se os ha de hacer en mi Reyno.

Zorayd. Ya que Alá soberano lo dispuso, y el decirte quien soy (ó Rey) no excuso; oye, señor, verás que al informarte tienen los mios en tus acasos parte: y puesto, que al decirlos brevemente, es preciso referirlos, dexando los blasones excelentes, que ilustraron mis claros ascendientes, cuyo regio explendor y estirpe alta, tantas Diademas con su sangre esmalta, pues del gran Mahomad, q aun hoy difunto es de la fama su valor trasunto, soy hija, de aquel Rey, cuyas hazañas temblar hicieron todas las montañas, que hay en España desde el Calpe Hibleo, hasta el pálido Monte Pirineo. Póstumo aborto destinó la suerte

que fuese, pues naci dando la muerte

La Batalla de las Navas,

á quien debí la vida, que el aliento sufocó de mi madre el sentimiento de perder á su esposo, con que oriente fué para mí su rígido occidente, dexándome en tan grande desventura humo, que resultó de su hermosura, expuesta al desamparo y contingencia de la suma ó la sabia Providencia: pues Abdalla, un pariente y amigo de mi padre confidente, segun él muchas veces me revela, tomó con tal cariño mi tutela, que á decirte me atrevo, que no dándome el ser, aun mas le debo. Crióme en el retiro de esta sierra, que con tanto peñasco el paso cierra á un Alcázar, que oculta entre los broncos laberintos de ramas y de troncos. Crecí, y quantos me vieron, todos por comun voto en mí aplaudieron aquella perfeccion, que desvanece solo por parecer que bien parece. Creció la fama, y con clarines de oro convocó en mi alabanza quanto Moro Príncipe reconoce el Africano y el Andaluz dominio soberano. Esto supuesto como fundamento, sabe tambien, que quando aquel violento estrago padeció la Andalucía, quando tus armas noble conducía, Îlenando de pavor, espanto y miedo, aquel Marte Arzobispo de Toledo, Don Martin Lopez digo, cuya gloria eterna siempre vive en la memoria; así que la comun tragedia vieron los nuestros, y su afrenta conocieron, todos con el dolor se avergonzaron, y con el sentimiento provocaron la airada rabia, que con nueva furia á vengar les llamaba tanta injuria. Consultaron las armas, y prudentes, hallándose sin fuerzas suficientes, llamaron en su ayuda al absoluto Abenyucef, por nombre Macemuto, gran Miramamolin de nuestras gentes, que es lo mismo, que Rey de los vivientes, y segun el Arabigo interpreta, Rey de la Religion de nuestra seta;

esto es, en quien se adora venerado el dominio político y sagrado. Ser pública la causa, y una misma la afrenta contra toda la Morisma, fué el preciso pretexto de llamarle, y por atraerle y obligarle, mi retrato enviaron, y ofrecieron mi mano en premio, porque conocieron que era medio eficaz : llegó á su vista la imágen, y al instante mismo alista mas Naciones, que el Africa produxo, y pasando el Estrecho las conduxo en una Armada, que ocupando el viento, y oprimiendo del mar el elemento, toda la tierra en ella parecia, al mirarla de léjos, se movia; pero al llegar se vió, que dentro encierra aun mas que contener pudo la tierra. Desembarcó del Betis en la orilla, en la Ciudad de Alcides en Sevilla, que es antiguo del Orbe Emporio ufano, blason heroyco del poder Romano, desde donde me envió cien Dromedales cargados todos de opulencias Reales. y con ellos tambien su pensamiento, cifrado en tributarme rendimiento. Agradecida sí, mas no obligada, di respuesta cortés à su embaxada: encendióse su llama con mi yelo, y fué á mí acercando su desvelo: á Córdoba pasó, de allí á Baeza, desde donde á temer Castilla empieza la ruina, á que vecina se apercibe: mas como en tu Real pecho siempre vive generoso el valor, como en su centro, con tus gentes le sales al encuentro: fortificar á Alarcos ya pretendes, porque con esto el paso le defiendes: el tus intentos frustra, y porque se halla ventajoso, presenta la batalla: tú, aunque con poco número de gente, con espíritu y ánimo impaciente, el darla no rehusas : suena en bronces la seña de embestir; mi aliento entónces, llamado de los ecos, que derrama tanta trompa marcial, mi afecto llama; mal dixe, pues curioso mi deseo me sacó del retiro, por si veo

al

al que pretende conquistarme esposo; porque siendo, como es tan poderoso, no puedo persuadirme acá en mi idea, que tan galan como le pintan sea; y no lo siendo, es muy terrible empeño admitirle sin gusto por mi dueño. A este fin yo y Jarifa, disfrazadas baxamos por aquestas emboscadas con nuestra gente, al tiempo que venian unos Moros, que ciegos casi huían (en sus Caballos de otros Caballeros, que el presente acaudilla) tan ligeros, que á no impedir su curso ramas tantas, los fugitivos fueran á sus plantas despojo cierto; pero en fin huyeron, y en el alcance con nosotras dieron. Procuró nuestra gente, pero en vano, defendernos del noble Castellano; mas viendo que su brio los acosa (ó infame accion! ó suerte rigurosa!) á la fuga su miedo se acelera, dexándome en el Campo prisionera. Este es mi origen, este mi progreso, este de mi crianza es el suceso, esta de mi prision la dura suerte; mas no siendo mi dicha, si se advierte que por ella, señor, he conseguido ver un Monarca, que es tan aplaudido, que por mas que la fama lo publica, tanto como es la fama no se explica, hallando en esos pies seguro puerto la nave de mi error y de mi acierto. Rey. La fortuna en sus acasos siempre fué varia, y un mismo ·accidente, en que da gloria, es de una pena motivo: próspero se considera, Zorayda, ya mi enemigo, y quando mis gentes vence, triunfo yo de su alvedrío: de mí serás estimada. Alvar Nuñez, el prodigio de Zorayda llevarás á la Reyna, y el debido hospedage á su persona se le hará en el quarto mismo de la Reyna. Zorayd. Gran señor, beso tus pies.

Sale un Soldado con dos cartas. Sold. A este sitio han llegado dos correos Vase. con estos pliegos. Rey. Aviso será de importancia: en tanto que yo aquestas cartas miro, adelántate á la Corte con Zorayda. Alvar. Ven, divino iman del afecto, donde el Rey manda. Zorayd. Mi alvedrío te sigue. Alvar. Gozoso voy. Vanse. Chor. Y ya te sigue Chorizo. Jarif. Chorizo se llama? Chor. Si: oiga el gesto que me hizo. Jarif. Jamas he oido tal nombre. Chor. Aqueste es solo apellido: Extremadura es mi patria, que de allá son los Chorizos. Vanse. Lee el Rey, y al paño un Soldado. Sold. Apartado de su gente al Rey veo, aqueste aviso quiero en su mano poner: pero suspenso y remiso me turba el temor, al ver lo mucho que ha de sentirlo, y darle una pesadumbre cara á cara, es gran delito. Rey. En esta carta me avisa de Toledo el Arzobispo, que el Rey de Navarra (en vez de ayudarme en mis conflictos contra los Moros) por Soria, y Almazan, los Campos mios entra talando: (ó dolor!) mas en mis Vasallos fio se defenderán valientes; y si acá en el pecho mio vive Raquel, qué entristece à mis impulsos altivos? De quién será estotra carta? de la Reyna es: qué prolixo será su estilo! zelosa como siempre me habrá escrito: mas quiero leerla. Lee Sold. Ya he hallado traza para mi designio; pues tantos arcos y flechas

6

en aqueste Campo miro, que los Moros han dexado, desde léjos determino, poniéndole en una flecha, encaminar este aviso. Rey. En esta dice la Reyna, que el Rey de Leon mi primo ha hecho liga con los Moros Barbaros, que en el distrito habitan de Extremadura, y que contra mí han rompido por tierra de Campos: ó ingrato! rigor impio! Que el parentesco no sea entre los Reyes motivo de amistad, y que la sangre obligue á ser enemigos! Mas qué me detengo? ya Don Diego habrá recogido el Exército, y con él (despues que fortalecido haya de aquesta Frontera las Plazas y los Castillos) marchar contra entrambos Campos al instante determino. Sold. Desde aquí esta flecha llegue, á donde no me he atrevido. Arroja una flecha con un papel, y vase. Rey. Pero qué es esto? á mis pies, rompiendo el ayre, ha caido un papel atravesado de una flecha: qué motivo será? mas sea el que fuere, yo leo. Señor, un fino Lee. vasallo os avisa, que (si no muerta) en gran peligro de serlo queda Raquel; tanto la envidia ha podido. El Cielo os guarde. Ah traidor, infame papel, qué has dicho! pero mal digo: ah leal, fiel, atento y fino amigo! Mas qué constancia resiste en dolor no prevenido de un impensado tormento, un rigor tan excesivo? O qué ligero volaste en las alas conducido

de aquesta flecha, que sobra de donde la noticia vino! para atravesarme el alma te sobraban estos filos: pues no ensangrientan tus plumas lo que aquella que te ha escrito: pero qué haré, quando advierto este riesgo tan preciso? Mas detenerme á pensarlo, es ofender el cariño: á Toledo iré veloz, donde fiero y vengativo seré terror, seré asombro de quien cometió el delito. Vase. Salen la Reyna, Fenix, Criada, y Damas, y canta la Música. Música. Ay, que rie el Aurora! no rie, que llora; que llora, que siente al ver que en sus brazos, si el Sol amanece, sus luces ausenta dexando su oriente. Reyna. Si ausente Ilora la Aurora del Sol el amante ardor, de un Sol Español mi amor ausencias y zelos llora: y en lágrimas, que divisa el amor en sus desvelos, solo es llanto el de los zelos, y es el de la ausencia risa: y así, bien puede sonora con mas certeza decir la voz al verla sentir::-Reyn.y Mús. Ay, que rie, q rie la Aurora! Música. No rie, que llora; que llora, que siente zelos, de que siga sus rayos ardientes Clicie enamorada de sus luces siempre. Reyna. Si Ilora el desasosiego suyo, zelos de quien ama, no es risa la que derrama, lágrimas serán de fuego: no canteis mas. Fenix. Pues, señora,

la Música no divierte

tu pesar? Reyna. No, Fenix mia, que aunque armonía hacer suelen . la Música y el Amor, suenan muy distintamente un afecto destemplado con una asonancia alegre; y ese concepto amoroso del Alva mas me entristece, pues si llora ausencia y zelos, lo propio mi afecto siente. Ausente al Rey idolatro, y él ingrato á mi amor siempre, aun atenciones de esposo mis afectos no le deben; pues tan agena de sí su memoria alla me tiene, que habiéndole escrito yo en negocios diferentes, aun la pérdida de Alarcos mis ánsias no le merecen, si quiera de ceremonia, lo que Raquel le merece. Ay, enemiga Raquel! mal digo, que tú no tienes culpa en ser querida, para que yo desgraciada fuese. Fenix. La culpa tiene Raquel; no así, señora, prudente autorices su delito: el rigor, las altiveces de la sinrazon del Rey mi señor, si bien se atienden, nacen del amor tan grande que à Raquel tiene, pues siempre que una culpa se idolatra; una virtud se aborrece;

sus insultos, à tus ojos
no es bien que profanos lleguen:
contra tantas sinrazones
una sinrazon lo enmiende:
muera Raquel, y tú vivas.
Reyna. Qué dices, Fenix? suspende
la voz, Raquel es la vida
del Rey: mira como quieres,

pues ya que tu oido encuentre

y el delito mas culpable de Raquel, es que la hospede

el Rey tan cerca de tí;

si adoro amante á mi esposo, que yo en su vida me vengue. Dios es causa de las causas, á él el castigo compete, que no ha de hacer la violencia lo que su mano hacer puede: mas qué ruido es ese?

Sale un Criado. Ahora llega á Palacio el Alferez mayor Alvar Nuñez. Vas

Reyna. Decid

que entre Alvar Nuñez. Salen Alvar Nuñez, Zorayda, Chorizo y Jarifa.

Alvar. Ya vienes,
Zorayda, donde asistida
de la Reyna á verte llegues,
y servida de mi amor.

Zorayd. Por lograr de tus corteses rendimientos la atencion, me doy muchos parabienes del cautiverio. Chor. Jarifa, ya estás en Palacio, cesen tus rigores. Jarif. En Palacio son favores los desdenes?

Chor. Eso para entre Christianas, no entre Moras. Jarif. Pues qué tienen las Moras de diferencia?

Chor. Que se dan á perros siempre por no guardar con decoro qualquiera de nuestras leyes.

Alvar. Permita tu Magestad,

que la tierra feliz bese que huella su pie.

Reyna. Alvar Nuñez, alzad del suelo, y en breve dadme cuenta cómo queda el Rey mi esposo.

Alvar. Aunque siente
tanto su valor de Alarcos
la pérdida que entristece
á España, el Rey mi señor
queda bueno, y brevemente
vendrá á Toledo: decirla
que está herido, no conviene.

Reyna. Como venga con salud, qualquier suceso se puede tolerar, aunque de Alarcos

tan-

tanta la pérdida fuese. Alvar. Aunque el Moro la victoria por el número de gente logró con tanta fortuna, ha de sentirlo, pues pierde aun mas que vale su Reyno, en la beldad que presente tienes: Zorayda es su nombre, cuyo origen excelente, sus méritos y hermosura la coronan de laureles. Mahomad, Rey de Marruecos. fué su padre, á cuyas sienes vinieron estrechas quantas Coronas Turquía tiene; presa fué de mi valor, y el Rey mi señor alegre te la envía, para que el hospedage decente en Palacio se le haga á Zorayda, pues merece::-

Zorayd. Solo el nombre de ser vuestra esclava, señora, que este el mayor merecimiento mio será; y porque empiece á serlo, me permitid vuestras Reales plantas huelle mi labio. Reyna. Zorayda, llega á mis brazos, y la suerte de ser prisionera mia no lo sientas, quando vienes á ser como yo servida, y con razon encarece Alvar Nuñez tu hermosura.

Zorayd. Solo vuestra Alteza puede entre quantas hermosuras tiene el Orbe, merecerse ese aplauso. Reyna. En la desgracia que lo soy solo parece: pues que vive en el afecto

del Rey Raquel, y mi ardiente!:Dent. voces. Raquel muera, la paz viva,
muera Raquel. Reyna. Quién aquese
rumor causa? Alvar. El Arzobispo
Don Rodrigo ya aquí viene,
y de él lo sabrás, señora.

Sale el Arzobispo. Reyna. Arzobispo, quién se atreve á alterar así la Corte?

Arzob. Señora, airada la plebe
con el sentimiento grande
de que Alarcos se perdiese,
y que en la batalla herido
saliese el Rey::- Reyna. Dolor fuerte!
el Rey herido? qué pena!

Arzob. Vuestra Alteza no se altere,

que la herida fué muy corta. Reyna. Proseguid pues. Arzob. Imprudentes los Ricos-Hombres del Reyno. mirando que Raquel tiene la culpa de que en la noche de sus amantes deleytes tenga la razon el Rey tan dormida, que obscurece á Castilla el que ántes Sol la alumbró tan en su oriente: consultaron el remedio, y fué, que Raquel muriese: y apénas de la sentencia salió el decreto imprudente, quando con su sangre misma firmaron su propia muerte á crueles heridas: ya palpitante luz fallece, tan sin remedio, que ya espirando yace. Reyna. Suerte infeliz! á mucha costa fueron mis alivios siempre.

chor. Tener tan grande ventura solo una Judía puede.

Jarif. Morir de esta suerte es dicha?

Chor. Sí, pues se libra de crueles

Médicos y Cirujanos,

que dan á pausas la muerte.

Alvar. Qué sentimiento tan grande

será para el Rey aqueste!

Arzob. Pues qué motivo, señora, te obliga así á entristecerte?

Reyna. El sentimiento que el Rey ha de tener, mi amor siente, que es dolor ver padecer aquello que bien se quiere; y así, Arzobispo, al instante haced que los delinquentes se prendan.

Arzob.

Arzob. Al punto á Illescas
se retiraron aleves. Tocan un Clarin.
Reyn. Haced que los sigan luego:
qué Clarin bastardo es ese?
Sale un Criado.

Criado. Es un aviso de que corriendo la posta viene el Rey, y llega á Palacio.

Reyn. Sin duda noticias tiene de la muerte de Raquel; temiendo estoy impaciente su rigor: vos, Alvar Nuñez, solicitad con prudentes razones embarazar, que el Rey á Raquel no entre á ver en sus agonías, que será el dolor mas fuerte: los dos, Arzobispo, vamos á esperarle quando llegue á su quarto: ven, Zorayda.

Vanse, y al irse detiene Alvar Nuñez á Zorayda.

Alvar. Bella Zorayda. Zorayd. Qué quieres? Alvar. Que te acuerdes que to

Alvar. Que te acuerdes que te adoro. Zorayd. Solo pides, que me acuerde que me adoras? Alvar. Sí, Zorayda.

Zorayd. Pedirme otra cosa puedes, que eso es difícil. Alvar. Pues cómo? Zor. Porque no olvida quien quiere. Vase. Chor. Tú te acordarás de mí?

Jarif. Como memorias me dexes. Chor. De qué?

Jarif. De alguna alhajilla. Vase. Chor. Pues no quiero que te acuerdes. Alvar. A recibir al Rey vamos. Chor. Si ya de Raquel la muerte

Chor. Si ya de Raquel la muerte sabe, buen recibimiento tendremos. Alvar. Siendo tan breve el tiempo que sucedió, no es posible. Dentro el Rey.

Rey. Traidor, muere, pues á darme te atreviste

las noticias mas aleves.

Sale envaynando la daga.

Muerta Raquel, y yo vivo!

mueran quantos en su muerte
fueron cómplices, y mueran::-

Chor. Las suegras, que es una peste. Rey. Ay Raquel del alma mia! Alvar. Qué haces, señor? detente. Rey. Aparta, si de tu vida

ver el fin fatal no quieres.

Chor. Mala mano. Rey. Sin mi estoy:
pues Alvar Nuñez no tiene ap.
culpa, y para mi venganza
le he menester, pues aquese
hombre que maté me dixo,
que en Illescas los crueles
cómplices están. Alvar. Señor,
qué es lo que intentas? no adviertes
tu grandeza?

Chor. Hombre del diablo, sin duda tu muerte emprendes. Rey. Alvar Nuñez. Alvar. Gran señor.

Rey. A Illescas parte con veinte Compañías de Caballos ligeros, y allí me puedes á vista de sus almenas esperar, sin que hombre dexes salir de Illescas. Alvar. Al punto voy, señor, á obedecerte: mas la Reyna mi señora te aguarda en tu quarto. Rey. Vete al instante. Alvar. Señor, mira, que la desdicha no tiene remedio, y en verla buscas tu desdicha. Rey. Que me dexes te mando: parte al instante, que Leon, Rey impaciente, resucitar á bramidos las prendas del alma emprende mi valor. Alvar. Mira::-

Rey. Ya digo
que te vayas, si no quieres
que mis iras::- Chor. Señor, vamos,
que echa rayos. Alvar. Ya obedece
mi lealtad. Rey. Luego al instante
tras ti parto.

Chor. Fuego vierte. Vanse.
Rey. Dónde estás, Raquel divina?
Ya á morir contigo viene
Alfonso, Rey de Castilla,
y á vengar tu infeliz muerte.
Cómo pudo en tu beldad
obrarse tan gran rigor,

B

sin que embotase el furor los filos de la crueldad? Traidores, qué os habia hecho inocente su deidad? no os turbó la Magestad que amaba dentro en su pecho? Contra vuestro Rey airado se atrevió el furor sin ley; pues solo reyna aquel Rey donde reyna mas amado. En una muger rendida ensangrentasteis lo cruel; qué culpa tenia Raquel en ser de mi amor querida? Al Cielo clama inocente la púrpura que derrama, y de mis rencores clama á la venganza impaciente. Pero si tan gran traicion han de vengar mis enojos, incitar quiero los ojos de tan triste compasion: para que en tan importuno dolor, mi fiero rigor no dexe airado el furor de tanto traidor ninguno. Mueran todos los tiranos, que ocasionaron::-Al ir á entrar, salen la Reyna, el Arzobispo y Damas. señor, viendo que á tu quarto no pasabas, mi amor viene á darte la bienvenida:

Reyna. Detente: en hora dichosa llegues. Rey. Cómo puede ser dichosa con van infelice suerte?

Reyna. No me respondeis, señor, ni mis brazos os merecen? Hace que se va el Rey.

Mas la espalda me volveis? qué es aquesto?

Rey. Aunque pretende ap. recatado mi dolor no usar de mis esquiveces, no me es posible. Regna. Qué dice vuestra Alteza? Rey. Que impaciente

he de dar la muerte á quantos cómplices fueron aleves en la muerte::- mas qué digo? Reyna. Vuestra Magestad se temple, y advierta ::- Rey. Qué he de advertir! Reyna. Que mi amor rendido siempres:-Rey. Qué decis de vuestro amor? Reyna. Que à vuestro gusto obediente ha estado sufriendo tantos desprecios, tantos desdenes, Rey. Qué habeis sufrido? Ola, postas; pues imposible es que entre ya á ver á Raquel, yo parto airado á vengar su muerte: yo voy á Illescas, señora, Reyna. Aguardad. Rey. Qué impertinente persuasion! Reyna. Qué no os merezco que me escucheis? Rey. Sí merece vuestro amor mis atenciones; mas mi colera impaciente parte á vengar:- ola, postas. Arzob. Señor, aguarda. Rey. Qué emprende vuestra lealtad, Arzobispo? Arzob. Que advirtais::-Rey. Muy bien parece, que no llega á su noticia los pesares que me ofenden. Arzob. Tus mas ilustres vasallos besar tu mano pretenden, y en tu quarto esperan juntos. Rey. Pues decidlos, que no quiere el Rey que los desleales los pies ahora le besen. Arzob. Los Nobles son las columnas que vuestro Reyno mantienen. Rey. Pues yo los pondré á mis plantas para que de serlo dexen. Vase. Reyna. Qué crueldad! Arzob. Qué sinrazon! Reyna. Mucho su disgusto siente mi amor, aun mas que el desayre que encuentro en sus altiveces. Arzob. No te aflijas, gran señora;

que hable al Rey claro, conviene

Die-

al Reyno todo; y pues hoy

Diego Lopez de Haro viene, él y yo tambien rendidos le hablaremos, quando temple el tiempo su airado enojo. Reyn.1. Mucho ha de sentir la muerte de Raquel Arzob. Sin duda el Cielo la ocasionó, porque enmiende el Rey tantas sinrazones como Castilla padece. Reyna. Dios sus pasiones reprima. Arzob. Sí hará, pues es tan clemente. Vanse, y salen Alvar Nuñez y Chorizo. Chor. Lleve el diablo el postillon, y las postas tambien lleve. Alvar. Por qué? Chor. No es mala pregunta, quando hecho pedazos viene de este miserable cuerpo el lugar mas indecente. Alvar. De correr tan breve espacio te quejas? Chor. Que no me queje quieres, quando yo he venido, sin que en mi vida lo fuese (entre los sueltos caballos de los vencidos) ginete. Alvar. Que hayas venido, qué importa? Chor. Mucho para quien no quiere que le rebiente una posta, y de comer no rebiente: y pues que ya á Illescas vemos, á buscar voy donde llene estas tripas de chorizo. Alvar. Aguarda, qué es lo que emprendes? Con la gente de á caballo, que me sigue, que le espere el Rey á vista de Illescas me mandó, y hasta que llegue, no ha de entrar en el Lugar ni salir nadie. Chor. Pues quieres que vo me muera de hambre? Alvar. Qué vulgar en todo eres! Chor. Yo he de entrar à comer algo. Alvar. Loco, qué es lo que pretendes? Chor. Saber á qué viene el Rey. Alvar. A castigar los aleves

traidores, que muerte dieron

à Raquel, sin duda viene.

Chor. Pues si yo no la maté,

ha de ocasionar mi muerte no dexándome comer? Alvar. Al Rey espera que llegue. Chor. Al Rey? Alvar, Si. Chor. Pues los demonios súcubos, incubos, duendes, aéreos, trasgos, subterráneos, familiares y corchetes, los que tientan, los que agarran, los que se arriman y meten por el ojo de una tuerta, y por otro salir suelen, en cuerpo, en alma, en volandas, en un instante me lleven á la cocina del Papa, á donde la panza llene, si yo aguardare á que el Rey á verme contigo llegue. Alvar. Por qué? Chor. Porque siempre yo me descarto de los Reyes aun jugando al hombre. Alvar. C6mo? Chor. Porque me los baldan siempre. Dentro el Rey. Haced alto. Alvar. El Rey llegó. Chor. Y el demonio que me lleve. Sale el Rey. Alvar Nuñez. Alvar. Gran señor. Rey. Con los Soldados que tienes á tu cargo, luego al punto que yo por las puertas entre de Illescas, llega marchando, y la órden que te dierc harás que luego executen. Chor. Pasar á cuchillo quiere á todo Illescas sin duda. Rey. Ve á dar la órden en breve, que yo marcho. Alvar. Ya obedezco. Vase. Chor. Yo de aquí escapo, que puede ser que Chorizo á tajadas se le meriende esta gente. Vase. Rey. O montes, á quien el Tajo llorando á Raquel guarnece de lágrimas que mis ojos prestaron á su corriente, teatro sereis funesto, à donde el delito aleve de

B 2

La Batalla de las Navas,

de tantos viles traidores castigado á ver se llegue: tenidos de sangre todos quedareis, pues que crueles consentisteis que os pisase su atrocidad delinquente. Y pues á la puerta me hallo de Illescas, cuyo eminente origen, con los blasones de los Griegos se ennoblece, entrar quiero: mueran quantos cómplices fueron rebeldes en la muerte de Raquel: á obrar mi furor empiece, porque de mi justo enojo se estremezca el mundo y tiemble. Describrese la puerta de Illescas con un pedazo de muro, y al ir el Rey á en-

Angel. Detente, Alfonso. Rey. Quién es el que mi impulso detiene con tal poder, que admirados mis alientos se entorpecen?

trar, baxa un Angel con una espada

mis alientos se entorpecen? Angel. Con supremo poderio soy, Alfonso, quien te advierte, que está tu vida ó tu muerte en manos de tu alvedrío. A una frágil criatura has rendido adoracion, apartando el corazon de Dios, que es suma hermosura. De aquesta infinita ofensa pide ya la eterna ley satisfaccion; mira, Rey, si puede haber recompensa. Mira, que ahora propicia te persuade la clemencia, que aplaque tu penitencia la indispensable Justicia. Atiende quanta desgracia en vision ya se te ofrece, cómo tu Reyno padece, porque perdiste la gracia.

Dentro ruido de guerra, y dicen divididos en tres partes las voces. Dentro unos. Todo se destruya, todo

se tale, todo se rompa.

padezca Castilla en guerras hambre y peste contagiosa. Dent.otros. No hay quien siquiera nos dé yerba, con que se socorra nuestra gran necesidad?

Dentro otros. La peste corrompe toda el agua, el ayre y la tierra con corrosivas ponzoñas.

Unos. Qué desdicha! Otros. Qué dolor! Otros. Qué pena! Otros. Qué gran congoja! Rey. Qué es esto, señor, qué es esto? Angel. Tus culpas que lo ocasionan:

mira como ya la peste, el hambre y guerra destroza tus vasallos y tus Pueblos.

Rey. Ya miro ya mi deshonra, ya veo que por tres partes rompen á un tiempo furiosas las armas del de Navarra, del de Leon y de Mahoma, y que la peste y el hambre destruye á Castilla toda: gran castigo! Angel. Pues atiende de tus Pueblos las congojas.

Misericordia, Dios, misericordia, tu gran piedad nuestros lamentos oiga.

Rey. Misericordia, Señor,
ya conozco la horrorosa
culpa con que os ha ofendido
mi ignorancia ciega y loca.

El Rey y Música.

Misericordia, Dios, misericordia.

Rey. Pésame, Señor, y tanto
me pesa, que ni la Gloria
ni el Infierno son motivo
de mi llanto y mi congoja;
solo por ser contra vos
mis culpas el alma llora.

El Rey y Música.
Tu gran piedad nuestros lamentos oiga.
Rey. Yo propongo, que mi enmienda
sea en el mundo notoria;
y porque me perdoneis,
mis enemigos perdona
mi dolor, diciendo á voces:
Misericordia, Dios, misericordia.

Angel. Pues que ya tu contricion

en

en otro sér te transforma, no solo por tu dolor Dios tus pecados perdona, pero aumentar te promete y dilatar tu Corona: y para mayor consuelo en fe de que se mejora, vuelve los ojos y mira el resplandor de esa gloria: qué vés?

Suena Música, y descúbrense en unas nubes dos Retratos, uno del Santo Rey Don Fernando, y otro de San Luis Rey de Francia.

Rey. Veo dos Monarcas, cuyas sienes vencedoras, no solo diademas ciñen, mas explendores coronan.

Angel. Esos que vés que en imágen se representan ahora, dos nietos tuyos serán de virtudes muy heroyeas. Ese que al lado derecho las Celestes claraboyas obstenta, será Fernando, que de Berenguela hermosa tu primogénita hija nacerá, y las dos Coronas de Leon y de Castilla hará lleno de victorias; y restituyendo á Christo quanto el Sarraceno doma, serán Córdoba y Sevilla sus conquistas milagrosas. Quantas heroycas virtudes la santidad perficiona tendrá, y en comprobacion la Iglesia en sus religiosas Aras, hará que le rindan veneraciones devotas. Esotro, de quien el Cielo tambien te obstenta la copia, será Luis, hijo de Blanca tu menor hija, Matrona de singulares proezas, que al ser Castellana Rosa, al Régio Lirio de Francia unida, dará dichosa

esta admirable Azucena, y al ser soberana Antorcha de la triunfante Sion, cultos le ha de rendir Roma. Vuela el Angel, y cúbrense los Retratos. Rey. Aguarda, espera, sagrado Espíritu, dónde remontas el vuelo, sin que primero mi adoracion te responda? O inmensa piedad divina! qué presto te desenojas, y debiendo castigarme, por tu piedad me perdonas! por tan grande beneficio, por tanta misericordia, junto con mi corazon te alaben todas tus obras.

# JORNADA SEGUNDA.

Salen el Arzobispo y Don Diego. Arzob. Hoy al Rey hemos de hablar, pues si hasta aquí nuestro intento, por sus continuas tristezas, ha dilatado el hacerlo, ya es tiempo, que la lealtad pierda al temor los rezelos. Al Eclesiástico Brazo de este Católico Imperio represento, y al Seglar vos representais, Don Diego: pues si de esta Monarquía somos brazos con que el mesmo Rey gobierna sus Estados, qué dirá, Don Diego, el Pueblo, si al ver que à caer se va, su ruina no detenemos?

Diego. Dirá que somos ingratos; y así hablémosle resueltos, antes que la Reyna le hable, porque de su enojo ciego quiebre primero en nosotros el rigor, para que el ruego de la Reyna halle lugar mas eficaz en su pecho.

Arzob. Sepa Alfonso sus descuidos, sus desórdenes::-

Sa-

Sale el Rey. Rey. Qué es esto, Arzobispo? Arzob. Señor, es ::me ha turbado su respeto. Reg. Qué es esto, Don Diego? Diego. Era ::-Rey. Ya, Señor, ya de mis yerros ap. reconozco los delitos: que os he ofendido confieso, y que las quejas me dais en las voces de mi Pueblo, pues ví de vuestra Justicia piedad y castigo á un tiempo. Decid, no os turbeis, que el que es noble vasallo, es espejo de su Rey, y ha de decirle sin lisonia sus defectos. Arzob. Si me escuchais, os diré de parte del rendimiento con que os aman los vasallos las razones. Rey. Ya os atiendo. Arzob. Vuestra Magestad, señor, apénas Infinte tierno sol amaneció en Castilla, quando sucedió en el Reyno, cercado de disensiones, entre sus vasallos mesmos; infortunio tan preciso en la infancia de lo régio, que solo es feliz aquel Monarca, á quien quiso el Cielo, siendo Infante, coronarle de afortunados sucesos. Bien al contrario, señor, os sucedió á vos, supuesto, que antes de empuñar la mano el Cetro, segun derecho, os lo puso sobre el hombro de los trabajos el pesq, porque de vuestro reynado fuese Cruz, antes que Cetro. Don Fernando vuestro tio, Rey de Leon, viendo lleno el Reyno de sediciones, entró en Castilla con gruesos Exércitos, y talando vuestros Lugares y Pueblos, os tomó las mas Ciudades.

poniéndoos en tal aprieto, que por obviar el peligro algunos parciales vuestros, quisieron que á vuestro tio dieseis vasallage; y siendo vos, señor, de quatro años, en llanto hermoso deshecho, la servidumbre estorbasteis, que las Magestades vemos, que aun ántes de sentir, hacen del desdoro sentimiento; y como inocente llanto enternece al mismo Cielo. Moyses segundo os libró de los rigores del Pueblo. siendo Nuño Almejir quien robándoos, al Rey resuelto en un caballo os llevó á Avila, y los Caballeros de ella juraron perder la vida, ántes que su excelso Rey jurase vasallage á ningun Rey Extrangero: (noble lealtad Castellana, pues despreciar supo el riesgo) mas como el Ciclo os guardaba para ser brazo derecho de la Religion Christiana, quiso hacer un Rey perfecto: pues de seis años no mas se adelantó con exceso tanto en vos vuestro valor, vuestra prudencia, que el Cetro empuñando, gobernasteis vuestras huestes, y resuelto en campaña, os vió Castilla; que de los Reyes es cierto, que en el discurso y valor, no es aritmético el tiempo: y restaurando animoso de vuestro tio y abuelo Don Sancho Rey de Navarra ( que tambien sué vuestro opuesto ) quantas Ciudades y Villas os usurpab in del Reyno, con el laurel de los triunfos se coronó vuestro aliento, con tanto gusto de todos

vuestros vasallos y deudos, que os amaban por lo afable, por lo liberal y atento de tal suerte, que os llamaban Don Alfonso el Noble, el Bueno: y apénas con quince Abriles vuestros años florecieron, quando os casasteis en Burgos con el divino portento de nuestra Reyna y señora Doña Leonor, cuyo extremo de hermosura y perfecciones son tantas, que si en el Cielo pudiera caber envidia, la envidiara el Cielo mesmo. De aquesta union venturosa, sucesion nos disteis luego; pues tan reciprocamente os amasteis algun tiempo, que por los ojos de entrambos se entendia vuestro afecto. Tomasteis despues á Cuenca, en cuyo sitio el esfuerzo vuestro se vió, pues supisteis carecer del bastimento. Hasta aquí todo eran dichas, todo victorias, trofeos, y en vuestros vasallos toda la sujecion era obsequios, hista que viendo, señor, una hermosura::-

Rey. Tenecs,

Arzobispo, que pues vos mis victorias y progresos me habeis dicho, porque vean todos mi arrepentimiento, para mas dolor, yo mismo confesaré mis defectos. Hasta que viendo (repito) una hermosura, un portento, á una muger, á Raquel; harto en esto la encarezco, pues añado á su hermosura dichas de su nacimiento. A su belleza quedé tan rendido, tan sujeto, que la Magestad perdió las señas de parecerlo

en mí, pues á sus halagos la rendi todo el imperio del alvedrío de suerte, que todos reconocieron ceñirse el laurel hermoso, y quitársele á mi esfuerzo, y que Raquel en Castilla mandaba, y yo en sus afectos: y como la gobernaba la pasion, y no el derecho, torció la justicia el rostro, y era todo desaciertos el gobierno, y mis vasallos todo quejas, todo miedos. Sintieron esta desorden los Nobles y los Plebeyos: la Reyna lloró el desayre, quando todos mis desprecios; y el de Navarra y Leon mi descuido conociendo, volvieron á hacerme guerra, y el Rey Moro de Marruecos entró asolando á Castilla; y saliéndole al encuentro en Alarcos me perdi, saliendo yo herido, y siendo de mi culpa y mi pecado castigo aqueste suceso. Esta razon á los Nobles obligó á que con despecho sangrientamente apagasen aquella llama, aquel fuego en que mi pasion ardía, y me estaba desluciendo; y aunque su culpa perdono, pues los guió el noble zelo, no digo que hicieron bien, que al Rey los vasallos buenos no han de corregir con iras lo que han de enmendar con ruegos. Desde entónces mi pasion (llevada del sentimiento) en vez de olvidar constante aquel ya difunto objeto, le conservó en las cenizas de la memoria el afecto de suerte, que vengativos mis impulsos halaguenos, COIL-

contra mis vasallos era todo iras, todo ceños, todo desprecios, rigores, ansias, penas, devaneos, tristezas, melancolías, descuidos y desaciertos: pues por no olvidar la causa, me olvidaba de mí mesmo. Ciego confieso que estuve: pero aunque tarde, ya veo mis culpas, y no vé poco el que vé que estuvo ciego. Gran remedio pide el daño, buscar prometo el remedio: al Cielo tengo ofendido, pues satisfacer al Cielo intento con penitencias, con lágrimas y con ruegos, sacrificando mi vida por la Fe de Dios, haciendo que mi valor resucite otra vez contra el sobervio Abenyucef Macemud. que con Exércitos gruesos viene talando á Castilla, y los pendones perversos de Mahoma los tremola sobre mis muros excelsos. Volverá á regir mi mano la justicia, dará premios, satisfaré á los quejosos, obrará el amor, no el ceño, y á recuperar afable de mis vasallos atentos volveré el renombro invicto de Alfonso el Noble y el Bueno. Arzob. y Diego. A tus plantas, gran señor, tal mudanza agradecemos.

Arzob. Qué gran ventura! Diego. Qué dicha!

Rey. Que sea el conocimiento de mis descuidos tan tarde. Arzobispo, es lo que siento. pues aliviar de la carga á mis vasallos no puedo de las guerras de Navarra y Leon, que si con ellos tuviera paces::- Diego. Señor,

no es tarde para los medios; porque ya el Cielo os previene ( viendo el arrepentimiento vuestro) las dichas, pues toda la Cantabria á mi voz tengo dispuesta á vuestro dominio, pues voluntarios y atentos los Vizcainos ofrecen daros nobles y halagüeños vasallage. Rey. Qué decis. Don Diego?

Diego. Señor, que es cierto, y con su valor podeis conquistar el mundo entero. Rey. Atento á su gran lealtad con que obra su heroyco pecho,

á los nobles Vizcainos mantendré en sus propios fueros. Arzob. Pues de Leon y Navarra tambien las paces yo os tengo ajustadas. Rey. De qué modo?

Arzob. Con el feliz casamiento

de nuestra Infanta y señora Berenguela, que es lucero de Castilla, con el Rey de Leon, cuyos conciertos son, que ajustará las paces con vos y el Navarro, haciendo alianza de amistades todos tres, y gusta de ello la Reyna. Rey. Pues, Arzobispo, si la Reyna viene en eso, execútese al instante. ( ya sabia yo del Cielo, que dispuesto estaba así Y quién es el Mensagero de esta embaxada? Arzob. Señor, un varon, que por perfecto, sabio y santo, á estos tratados

Arzob. Canónigo es de Leon. Rey. Decid que me vea luego para efectuar las paces, pues con la ayuda del Cielo y el de Leon y Navarra, hacer guerra luego intento al Rey Miramamolin: y para lograrlo, ruego

envia el Rey. Rey. De qué puesto?

á mis vasallos, que hagan con religiosos afectos rogativas, porque Dios en esta guerra, que espero hacer contra el Moro, use de la piedad con su Pueblo. Y vos, Arzobispo, al punto, que partais à Roma ordeno, y le direis de mi parte al Pontifice Inocencio Tercero, que para hacer guerra con el Moro, ruego á su Beatitud, postrado con Católico ardimiento, me conceda la Cruzada, que armado el Christiano zelo con tantas Indulgencias, peleará con mas estuerzos. Arzob. Tan santa demanda iré á pedirla, señor, luego. Rey. Don Diego, vos entre tanto haced que se alisten luego mis Castellanos, y á vos General os hago de ellos. Diego. Beso tus plantas, señor, por tal honra: de contento, viendo su mudanza, estoy fuera de mí. Arzob. Este portento solo el Cielo pudo hacerle. Dentro. Plaza, plaza. Rey. Qué es aquesto? Arzob. La Reyna, que á vuestro quarto pasa. Rey. A recibirla quiero salir: partid luego al punto. Arzob. y Diego. Ya vamos á obedeceros. Vanse, y salen la Reyna y Damas. Rey. Señora, qué novedad es esta? en mi quarto vos, quando hay razon en los dos, que os busque mi voluntad? Reyna. Política es, si se dexa aconsejar del amor la razon, buscar, señor, á la ingratitud la queja.

Por vuestros vasallos vengo

la que tienen á insinuaros,

tambien la queja que tengo.

y de mi pasion á daros

Rey. Aguardad, que ántes que á ser llegue queja en vuestro labio, mi ingratitud o mi agravio, os quiere satisfacer, en confesaros rendido mi culpa, en la sinrazon de enagenar mi pasion, con que siempre os he querido. Mas mi amor desde hoy postrado, sabrá con tal rendimiento adoraros tan atento, que haga el descuido cuidado. Y enmendando la tibieza, que mi ingratitud causó, quanto á mi fe deslustró, enmendará mi fineza; amándoos con tanta gloria, que de mi culpa el error sepa halagüeño mi amor olvidaros la memoria. Y pues satisfecha dexa vuestra queja el rendimiento, tambien que lo quede intento de mis vasallos la queja. Reyna. Señor, vuestra Magestad con tan noble proceder, le dexa que agradecer hoy tanto á mi voluntad, que al favor reconocida, si mi amor darse pudiera, que constante no os quisiera, lo hiciera de agradecida. Y así, pagaros, señor, solo puede esta fineza de mi afecto la firmeza con que os adora mi amor. Y que no fueron agenos vereis, mis pesares, pues pension de quien ama es echar los cariños ménos. Rey. Yo haré, que mi afecto explique tanto mis afectos, que en el fuego de mi fe el culto los purifique. Reyna. Gloria scrá para quien adorándoos tan constante,

adorándoos tan constante, os solicitaba amante, y hallaba vuestro desden.

Rey.

Rey: Una torpe ceguedad manage Ma pudo eclipsarme esta gloria. Reyna. No os acuerde la memoria culpas de la voluntad. Rey. Satisfacer solicito mi culpa con la razon, e tos Reyna. No busqueis satisfaccion donde es la razon delito. Rey. Yo os adoro ya advertido. Reyna. Eso escuchar solo intento. Rey. Ya lograis en mi escarmiento. las victorias de mi olvido. Dentro voces. No han de entrar. Rey. Ola, qué es eso? qué ruido es ese que inquieta mi quarto? Salen Alvar Nuñez y Chorizo. Alvar. Unos Soldados, que viendo que se les niega licencia, como has mandado, piden que les des audiencia. Rey. Haced que entren, y jamas á estorbar á nadie vuelvan la entrada; porque si el Rey representa acá en la tierra á Dios, y que le pidamos jamas su piedad nos niega, no será bien que los Reyes faltemos á esta clemencia. Chor. Solo á las viejas, señor, les negara yo la audiencia. Rey. Por que? Chor. Porque piden siempre como si muchachas fueran. Reyna. Para no estorbaros, déme vuestra Magestad licencia. Rey. Aguardad, señora, que teniendo vuestra belleza ya el dominio en mi alvedrio, razon será que le tenga en mi gobierno; y así, sentaos. Reyna. Admirada estory de lo afable que se muestra. Alvar. Chorizo, qué novedad

es esta del Rey? Chor. La Reyna

es hermosa, y amor tienen

tambien las personas Regias.

6. 870

Sale un Soldado manco de ambos brazos. Sold. En la batalla de Alarcos, (1) viendo peligrar á vuestra Magestad, por defenderle, con toda una esquadra entera cerré de Moros, en cuya refriega perdió mi atenta lealtad los brazos de suerte, que aun para daros siquiera memoriales, que os recuerden, no puede mi adversa estrella. Chor. Délos usted con la boca, pues que pide para ella. Reyna. Entrambos brazos perdisteis? Sold. Si señora. Chor. De manera le pararon, que hasta el codo los perdió, segun la cuenta. Rey. Pues si los brazos perdisteis de mi persona en defensa, y no os puedo dar los mismos vuestros, mis brazos merezca Soldado, que los perdió por su Rey; llegad, y sea recompensa aquesta honra de pérdida tan molesta. Abrázase el Rey con el Soldado. Sold. Dicha fué, señor, perderlos, si los mejora mi estrella. Reyna. Y yo dos brazos de oro mando le den de la mesma forma que fueron los suyos, que ya que darle no pueda los que perdió en la batalla, el valor de aquestos tenga. Chor. Pues con los brazos de oro alcanzará quanto quiera. Sold. Vivas, señora, mil siglos. Vasc, y sale un Hombre. Homb. Mi padre Don Lope Herrera sirvió á vuestra Magestad en una Alcaydía treinta años, y por sus servicios suplico se me conceda la misma Alcaydía á mí. Rey. Por vuestra persona mesma mereced, que sois muy mozo para gobernar. Homb. Y vuestra Magestad era mas viejo, quan-

y el Rey Don Alfonso el Bueno. Susselled might a so Chor. Matarles, quando empezó con proezas que aquesta canalla perra, se sa sid enemigos de: Chorizo son de parte de su secta. Sale Zorayda. Zorayd. Habiendo visto dos Moros, so que de dos brutos se apean á las puertas de Palacio, servidme ahora en la guerra, vengo à ver qué es lo que intentan. Chor. Al olor sale Zorayda de los perros. Alvar. Loco, dexa Chor. Con la espada y el caballo de burlas : dí, que á alumbrar sale la luz á esta esfera. Chor. Vendrá á alumbrar á Mahoma. Alvar. Vete, villano, no quieras que te dé la muerte. Chor. Voyme á ver á Jarifa bella. Vase. Salen el Rey Miramamolin y Abdalla. Miram. Solo el amor de Zorayda pudiera hacer que viniera Embaxador de mí mismo me faltan las conveniencias. á hablar á Alfonso por verla. Abd. Temeridad grande ha sido lo que intentaste. Miram. No temas nada, que la he de robar, aunque el mundo lo impidiera; pues ya tengo prevenido por cartas desde Baeza, á un Moro que sirve al Rey, cómo conseguirlo pueda. Abd. Si te conocen? Miram. Ninguno me conoce. Vuestra Alteza Al Rey. me dé sus pies : vive Ala, que haber venido me pesa por aquesta ceremonia de humillarse mi grandeza. Zorayd. Este es Miramamolin, ap-Sale: D. Diego. Ahora á Palacio llegan que el retrato lo demuestra

que envió, y el otro Abdalla mi padre: callar es fuerza quien es, pues siendo mi Rey, la lealtad me obliga.

liram. Buena

Miram. Buena presencia el Rey tiene. 1974 Mill Reyna. El Moro Lalina ap.,

es de arrogante soberbia. Rey. Que es, Moro, lo que pretendes? Abd. Zorayda, señor, es esta. Miram. Mayor que su fama, Abdalla, es

á gobernar á Castilla? Rey. Osadía es bien discreta: no lo era, mas por los Reyes el Cielo es el que gobierna: armas le den y caballo;

que yo os tendré en la memoria. Homb. Razon será que obedezca. Vase.

le ha dado buena respuesta.

Sale una Muger. . 11. Muger. El General Don Ruy Lopez. mi padre murió en la guerra, dexándome sin tomar estado, y en tal pobreza, que para ser Religiosa (advocacion que desea elegir mi ilustre sangre)

Reyna. Si á vuestro padre perdisteis, en su Magestad os queda padre, que el estado os dé que deseais: en las Huelgas de Burgos, que es fundacion que haciendo está la grandeza del Rey á mi ruego para personas de sangre excelsa, sereis Religiosa, en tanto de vos cuidaré yo mesma.

Muger. Por tal honra, gran señora, mi humildad tus plantas besa. Vase. Chor. Traza tiene de ser Monja.

Alvar. Pues en qué?

Chor. En el labia mea. Tocan un clarin.

Rey. Quién ese clarin anima?

en dos brutos Andaluces, hijos del viento que alientan, dos Moros, los quales piden, señor, que les des audiencia de parte de Abenyucef Miramamolin. Rey. No niega mi poder audiencia á nadie: decid que entren luego. Ghor. Buena: Moro en campaña tenemos? ea, valor, arma, guerra. Empuña. Alvar. Qué es lo que intentas?

es su divina belleza.
El gran Miramamolin,
sucesor del gran Profeta
Mahoma, y Emperador
de la Africa, Grecia y Persia,
invicto Rey de Marruecos,
y de quanto Alá gobierna;
á tí, Alfonso, Rey heroyco
de Castilla, su grandeza
salud en tu Dios te envia,
y esta carta de creencia
de mi embaxada. Los ojos
Zorayda tras sí me lleva.
Rey. Dí á qué vienes?

Miram. Desatento no me ha mandado sentar; mas yo lo sabré enmendar en tomando aqueste asiento: pues por mi Rey y señor, á quien rendido obedezco, aqueste asiento merezco, y por mi sangre y valor. Ha de haber una silla, y siéntase. Abenyucef Macemud, Emperador siempre augusto del Africa, á cuyo aliento aun le viene estrecho el mundo, convocado de los Moros de España, á España conduxo en una Naval Armada tanto número de Turcos. Moros, Etíopes y Arabes, que el guarismo en vano pudo numerar la multitud; pues con tener ese puro quaderno del Cielo tantos resplandecientes Carbunclos, sus Soldados tantos son, que Estrellas les falta á muchos. Con este poder entró en Andalucía, y puso con los estragos sangrientos tanto pavor en los tuyos, que en la Batalla de Alarcos casi que vencer no tuvo; pues apénas tremoló el corvo alfange desnudo, quando para el vencimiento

y el amago se quedó en el brazo tan sañudo, que rayo, trueno é incendio, Christianos, Castillos, Muros, de suerte abrasó de Alarcos, que de su glorioso triunfo solamente á la memoria dexar las cenizas supo. Tomó á Salvatierra, luego su Castillo, y otros muchos Fuertes, en quien las Banderas del grande Profeta puso, y aun la diadema que ciñe tu frente por absoluto Rey, si quisiera su aliento arrancártela iracundo, solo bastaba intentarlo para lograrlo su orgullo: pero usando generoso de su clemencia, dispuso avisarte, que si quieres no ver los fines caducos de tu Reyno, que le rindas vasallage, y des tributo cada año de mil zequíes, y en tus Castillos y Muros Guarniciones su poder ponga, para mas seguro de tu eterno vasallage y defensa de los suyos; y que si no, por Alá, y yo en su nombre lo juro, que si la cerviz no domas á su heroyco y blando yugo, ántes que aquesa luciente Lámpara, que alumbra el mundo, dé vuelta á las einco Zonas por paralelos y rumbos, que has de ver á los estragos, á las iras, los insultos, y al valor del Gran Señor, tu Fe, tus gentes, tus cultos M v Castillos, á su incendio, fuego, nada, polvo y humo. Diego. Calla, soberbio. Alvar. Arrogante, calla. Miram. Cómo aquesto sufro? Vi-

les bastó solo el impulso,

vive Alá::-

Empuña el alfange, y levántase el Rey. Rey. Teneos, Don Diego, Alvar Nuñez, que el indulto de Embaxador le reserva de que mi valiente impulso no le arranque el instrumento con que atrevido y perjuro se atrevió á pronunciar: Dile, Moro, á tu Rey Macemuto, que Alfonso Rey de Castilla, á sus mensages injustos le responderá en campaña; y porque pensarlo supo, no proponerlo, á mis plantas su cabeza poner juzgo: (en tu poder, Dios inmenso, y no en mis fuerzas me fundo, pues has de mirar, Señor, por los que á tu Fe dan cultos.) Vuélvele las espaldas.

Miram. Aquese ultraje sabrá castigar .:- Rey. Qué dices?

Miram. Mudo

he quedado. Abd. Por Alá, que ha temido. Diego. Con disgusto voy de no hacerle pedazos. Reyna. Qué arrogante el Moro estuvo.

Zorayd. A Abdalla parece ya, que no le miro con gusto: Alvar Nuñez, esta noche iré à los Jardines. Alvar. Cultos iré à rendir à tus aras. Vanse.

Miram. Yo, Rey Alfonso, te juro vengar mi ultraje de suerte, que escándalo des al mundo: vamos, que à Zorayda intento robar esta noche. Abd. A mucho te determinas, señor; mira el riesgo. Miram. No aventuro con mi valor nada, pues un cautivo de los muchos que tiene el Rey, y en Palacio cultiva un Jardin, seguro paso me ofrece, por donde robarla pueda sin sustos; pues todas las noches baxa ella á su estancia, y astutos " . " E

mudando trage, podremos lograr bien lo que discurro. Abd. Mira que es arrojo grande. Miram. Nada vé quien ama mucho. Vanse, y sale Chorizo.

Chor. Muy de noche es, y al Jardin mi Turifa no ha baxado: que de esta Mora tocado esté vo del Dios Machin! Su belleza es soberana, y con razon me enamora; pero con ser buena Mora, es malísima Christiana. Ella tarda en conclusion, nunca viene á anochecer; mas dificil es querer que ella venga á la Oracion.

Ya viene Jarifa amada. Sale Jarifa. Jarif. Chorizo? Chor. Cómo has venido tan tarde? Jarif. Es que he tenido

la memoria allá ocupada. Chor. Zelos á mí? por los Cielos, que te dé la muerte. Jarif. Que, qué son zelos? Chor. Bueno á fez pues ignoras, qué son zelos? Jarif. Esa pasion me declara.

Chor. De qué te acordabas, dí? Jarif. Yo me acordaba de tí, y de una muda de cara para estar blanca. Chor. Ahí están mis zelos. Jarif. En qué, si allanas, que tambien muchas Christianas se acuerdan de Soliman.

Chor. Pues por mas blanca no creas, que mas te quiera mi afan, que los Chorizos están

muy bien con las chimeneas. Jarif. Tengo, aunque no lo presumo, humos de ello. Chor. Eso me hizo quererte; porque un Chorizo

se cura mejor al humo. Jarif. En fin, me quieres? Chor. Te adoro. Jarif. Qué tanto? Chor. Tanto imagino, que por ser Moro me inclino al vino de Valdemore: 9 EREDAR mas de quererte las gamas se mel quitan a estas horas. Jarif. Por que? " ....

Chor.

0366

Chor. Porque son las Moras ba ham mejores por las mañanas. Jarif. Aunque en tí no hay discrecion, te quiero amante, y te escucho. Chor. Eso en vuestra ley no es mucho, n que adorais un zancarron. Jarif. Y tu amo quando vendra? Chor. Al punto aquí ha de venir. Jarif. Eso! á Zorayda á decir voy, que esperándole está. Chor. Y volverás? Jarif. Eso trato: pendiente queda mi fe. Chor. Y aun colgada. Jarif. De qué? Chor. De tu hermoso garavato. Vase Jarifa, y sale Alvar Nuñez. Alvar. Chorizo, has visto á Zorayda? Chor. Ya á avisarla va Jarifa. Alvar. Que su raro entendimiento, que su hermosura divina pueda arrastrar mi pasion, sin que ya parezca mia! Chor. Mira, del libro de Amor las Moras son unas citas, que entiende el discreto, aunque estén en algarabía. Sale Zorayda. Zorayd. Alvar Nuñez. Alvar. Mi Zorayda, en vano la noche al dia le puede ocultar con sombras la belleza peregrina, pues las luces de tus ojos son estrellas siempre fixas, que alumbran con lo que ciegan, é influyen con lo que inclinan. Zorayd. Pluguiera Amor, que mis ojos fueran estrellas propicias, que como para inclinarme à amante pudo la vista á tu afecto, dirigieran á amarme sus luces mismas. Alvar. Qué mas quieres que me inclinen, si amantes las ansias mias padeciendo están la pena de que no puedas ser mia? Zorayd. Luego á aman y á padecer nuestra estrella nos obliga. Chor. Pues estrellas de pacientes siempre han sido las cabrillas? Alvar. Si; pues amor que no siente,

no es amor, y nadie estima 971 tan satisfecho, que no tema perder lo que es dicha. Zorayd. Qué bien dicen, que el amor es una dulce armonía, que si se concierta suena con una cadencia misma. 131 Pues lo mismo que tú sientes. sienten tambien mis caricias. Chor. Del amor el mejor són siempre han sido las folías. Alvar. Qué sientes? Zorayd. Siento quererte, y que mariposa altiva mi fe, miéntras mas se acerca peligra á la llama misma, que pudiéndola ilustrar, le quita al honor la vida. Alvar. Yo te quiero con tan grande veneracion y tan digna, que sin pasarse á deseo sabe ser mi amor caricia. Zorayd. Cómo puede ser perfecto amor, que un lazo no afirma, que una union honesta no ata, y un matrimonio no liga? y cómo puedo pensar, que lo lograrán mis dichas, si la ley de amor deroga nuestra ley por ser distinta? Chor. Si está de amor impaciente, reniegue, pesie á su vida. Alvar. Si tú fueras::-Zorayd. Ten, no quiero que piense tu fe algun dia, que pudo vencerme amor á lo que mi fe se inclina: 😥 pues desde mi tierna infancia tuve tanta antipatía con mi Religion, que siempre he deseado con vivas ansias ser Christiana, tanto, que supe desde muy niña de una cautiva los altos in avistos documentos y doctrinas am us q de la Católica Fe. sur quador Alvar. Qué dices, Zorayda mia? Zorayd. Que segun es el afecto, and

que ántos Christianos tenia by tengo, que es imposible, que haya en mí sangre Morisca. Chor. Acabose, ella se vino á ir por su pie á la pila. O 100 Alvar. Puede haber dicha mas grande? Lorayd. Mayor viene a ser la miar ruido siento. Alvar. Quién será? Zorayd. Tú á esa calle te retira del Jardin, miéntras yo voy à ver quien es. Vase. Alvar. Vuelve aprisa: qué te parece, Chorizo, de esta ventura, esta dicha? Chor. Que segun tu amor la aprieta la has de hacer santa en dos dias. Vanse, y salen el Rey Miramamolin y Abdalla disfrazados. Miram. Bien se ha logrado la entrada del Jardin: Alá permita que halle á Zorayda. Abd. Del Moro fué lealtad bien peregrina. Miram. Prevenidos los Caballos renemos á la salida, y la fuga será fácil. Abd. Traer al Moro sería mejor, para que dixese donde Zorayda solia baxar: pero gente viene. Sale Zorayda, y llégase á ellos. 🕔 Zorayd. Sin duda fué fantasia, pues nadie está en el Jardin: Alvar Nuñez. Abd. Rara dicha! esta es Zorayda, señor. Miram. Hermosa Zorayda mia. Zorayd. Quién eres, hombre? Miram. Un amante tuyo, que con bizarrías todo su Imperio aventura por libertar tu divina beldad: tu Rey soy, y Abdalla tu padre. Zoray. Estraña desdicha! ap. Pues qué intentas? Miram. Qué? llevarte conmigo. Zorayd. El peligro mira, senor: qué haré, Cielos? ap.

temas. Zorayd. Alá no permita, que por mí vuestra grandeza se arriesque. Miram. Ven, y no impidas la ocasion con la tardanza. Miram. En vano porfias, que te he de llevar. Zorayd. En vano, gran señor, lo solicitas. Miram. De esta suerte vencerá tus temores mi osadía. Coge á Zorayda en brazos. Miéntras yo tomo el Caballo, guarda este puesto. Llévasela. Abd. Ve aprisa. Salen Alvar Nuñez y Chorizo. Alvar. Qué es aquesto? Dentro Zorayd. Gran señor. Was Alvar. Zorayda es la que peligra. Zorayd. Alvar Nuñez. Alvar. Ya mi brio te socorre. Abd. Aunque la vida pierda, el Rey ha de librarse. Alvar. Quién va? Chor. Quién? Abd. Quien imagina, que de aquí no pases. Alvar. Presto Sacan las espadas y riñen. lo dexarás con la vida. Chor. Y á puro embasar, Chorizo tambien te ha de hacer salchichas. Abd. Raro valor! Alvar. Que no acabe de matarle, y que me impida acaba. Chor. Hácia la tetilla le tiro. Dentro voces. Voces. Ha de la guardia. Salen dos Soldados con una luz. Sold. 2. Hágia aquí el ruido se ois. Sold. I. Qué es esto? Abd. Cai. Cae Sold. I. Tened, war and sup storing no le mateis, porque diga, nota be so qué traicion es esta. Abd. El Rey Miramamolin: - Cher. Aprisa. Abd. Lleva, a Zorayda, Alvan Quedices ( luego el mismo que venia nol desta Embaxador es el Rey 20 3 0 1009 habrá mas, rara osadía bana de la Pero á e stigar arrojo vov que me lleva la vida: Miram, Nada

La Batalla de las Navas,

vosotros llevad al Rey ese Moro.

Vase.

Chor. Venga aprisa

el mastin. Abd. Ya mi lealtad cumplió con lo que debia. Vanse. Sale el Arzobispo armado con la Cruz de la

Cruzada en las armas, y un Criado. Arz. Las postas prevenid, marche la gente,

que antes que el Sol mañana en Occidente su luz apague, si vencerlo puedo, he de pisar la Corte de Toledo; pues aunque tiempo alguno no he perdido en la jornada, puesto que he venido por Ciudades y Reynos, exhortando á morir por la Fe, y predicando las gracias que concede la sagrada Santidad de Inocencio en la Cruzada, cuyo zelo Católico ha obligado á haber tanto número alistado contra los Moros fieros de Nobles Españoles y Extrangeros: y habiendo ya llegado á Toledo, es forzoso que el cuidado del Rey ménos me eche, pues valiente me avisó que marchaba con la gente; y aunque ya le he enviado la Cruzada, le hará falta tambien mi noble espada. Criad. Ya marchó tu familia, y ya dispuesto

tengo las postas. Arzob. Pues montemos presto: mas qué esquadron de gente se divisa,

que marchan á lo léjos?

Criad. A gran prisa parece que en un bruto, cuyo aliento por correr mas aprisa bebe el viento, un Caballero llega hácia esta parte; ya del bruto desmonta, y en el arte y brio, si reparo,

parece que es ::- Arzob. Quién? Criad. Don Diego de Haro.

Sale Don Diego Lopez de Haro armado con la Cruzada.

Diego. Arzobispo, bien venido. Arzob. Don Diego, fineza tanta? pues qué es esto? Diego. Ahora supe de la gente que marchaba vuestra, que estabais aqui, y á daros la bien llegada

me he apartado de mi gente. Arzab. Pues á dónde es vuestra marcha? Diego. Con los Tercios de Madrid y la gente de Vizcaya, con orden que del Rey tuve, al Puerto de la Losada me envia à reconocer el paso para las Navas.

Arzob. Pues ya de Toledo Alfonso ha partido? Diego. A Calatrava va marchando con intento de tomar aquella Plaza.

Arzob. Con gran presteza el viage ha dispuesto el Rey. Diego. Es rara la providencia con que gobierna, dispone y manda; y la Reyna con el zelo Católico de la Cruzada le acompaña, pues no hay quien no desce ganarla: pues los Reyes valerosos de Aragon y de Navarra, con su Nobleza han venido, y tantas Naciones varias de Extrangeros, que no ha visto mayor Exército España.

Arzob. Don Diego, Dios lo dispone para que su Fe sagrada se extienda mas, y se acabe esta secta Mahometana.

Diego. Y qué disponeis ? Arzob. Tomar el camino á Calatrava, pues está cerca, que solo por publicar la Cruzada he tomado diferentes caminosen mi jornada. Sale un Criado. Criad. Un Correo en este punto

llega con aquesta carta. Arzob. Del Rey es, y dice así: Lee. Sabiendo por vuestras cartas, que estais en Andalucía, os aviso, que mañana con mi Exército marchando, Ilegaré hasta Calatrava,

á donde vuestra persona espero que me hace falta. Dios os guarde. El Rey Alfonso.

Diego. Pues á obedecerle parta

vuestra persona al instante. Arzob. A Dios, que ya la tardanza me está acusando mi atecto. Diego. Y de mis Tropas la marcha me esperan tambien á mí: á Dios. Arzob. Tú harás, que vayan á avisar á mi familia el que á Calatrava parta. Vanse, y salen la Reyna y Damas por

un lado con espadas y plumas, y por el otro el Rey y acompañamiento. Rey. Pues vuestra Real Magestad,

amante quanto bizarra, me ha acompañado hasta aquí, habiendo en contadas marchas llegado á verse en la toma de Alarcos y Calatrava, cuya victoria mis gentes consiguieron con tal fama, que casi tiempo no hubo entre emprenderla y lograrla; la suplico, que de aquí no pase, puesto que bastan para haber reconocido el valor con que se esmalta su amor, las demostraciones de su osadía gallarda; y así, he dispuesto se quede con su Corte en Calatrava, donde su Reyno gobierne; pues habiendo ya sus armas Abenyucef conducido desde Baeza á las Navas, y tomádome los puestos por donde pasar trataba mi Exército à Andalucia, no será razon que vaya (donde el riesgo es conocido) su persona aventurada; pues el número de gente que Abenyucef trae es tanta, que la multitud, aun mas que el valor, rezelos causa.

Pero aunque mas gente venga,

nada á mi esfuerzo acobarda,

pues el Cielo ha conmovido,

no solo al Rey de Navarra

y Aragon con su Nobleza

y la gente de Vizcaya, sino á tantos Extrangeros, que con zelo y Fe Christiana á aquesta guerra han venido para ganar la Cruzada, con cuya sagrada insignia todos sus pechos esmaltan; porque vén, que contra el Moro solo la Cruz es muralla, que asegura la victoria para honor de Dios y España. Reyna. Señor, á tu Magestad le dé Dios victorias tantas,

quantos nobles sentimientos esta ausencia á mí me causa.

Rey. No os enternezcais, señora: dadme los brazos. Reyna. El alma con ellos da ya mi afecto: mucho temo la arrogancia del Moro, pues se atrevió con cautela tan osada á venirse hasta la Corte para llevarse à Zorayda.

Rey. Mucho lo sentí, ma yo daré castigo á su infamia: acompañen á la Reyna seis compañías de guardia. Idos, que mi gente ya el Puerto sube, que llaman de la Losa, y Diego Lopez de Haro con diez Esquadras á reconocer ha ido de su estrecho la emboscada.

Reyna. A Dios, señor. Rey. El os guarde. Reyna. Qué sentimiento!

Rey. Qué ansia! en vuestro poder, Dios mio, confia mi fe.

Dentro Alvar. Ah canalla! que os volveis de miedo. Rey. Ola, qué rumor es ese?

Salen Alvar Nuñez y Chorizo.

Alvar. Quanta gente Extrangera, señor, vino á esta guerra alistada, despues de haber los despojos logrado de Calatrava, dexando la Cruz de Christo,

se van todos á sus patrias, ménos unos Caballeros, que de cinco ó seis no pasan. Chor. Es gente que hace tornillos mucho mejor que cerrajas.

Rey. Alvar Nuñez, nada importa, que si el Cielo nos ampara, mejor es que la victoria se le deba solo á España.

Chor. Y á mi valor.

Rey. Pues tú acaso tienes valor? Chor. Linda chanza: todos mis antepasados te han servido y yo.

Rey. En campaña?

Chor. No señor, que los chorizos sirven solo en la vianda.

Alvar. Ay Zorayda de mi vida! que te perdiesen mis ansias, y que alcanzar no pudiese al traidor que te llevaba!

Tocan un Clarin.

Rey. Mas qué gente al Campo llega? Alvar. El Arzobispo, que acaba de apearse. Rey. A recibirle salgamos.

Sale el Arzobispo armado, y con la Cruzada en medio del peto.

Arzob. Dame tus plantas, invicto Alfonso. Rey. A mis brazos llega, columna sagrada de Castilla: á muy buen tiempo vienes, para que tu espada y tu santo zelo exhorte en el riesgo que amenaza la subida de este Puerto, lleno todo de emboscadas.

Arzob. Pues, señor, marche la gente

Arzob. Pues, señor, marche la gente.
Rey. Mucho estimo la Cruzada.
Arzob. Al Pontifice, señor,

siempre debe mucho España. Rev. Marche el Campo, y valeroso

Rey. Marche el Campo, y valerosos subamos el Puerto.

Dentro Don Diego. Haga alto el Campo, Rey. Qué es aquesto? Sale Don Diego Lopez de Haro con la

Cruzada en el pecho. Diego. Señor, que en vano es la marcha,

pues aunque a monte subió tu gente, y con ira osada desalojó al enemigo de los puestos que ocupaba, y Castro-Ferrat tomamos, el paso por donde trata ir tu Campo, es un estrecho cercado todo de pardas peñas, riscos, fortalezas, las quales los Moros guardan para estorbar este paso, y otro ninguno se halla; y ya desde los peñascos á ver se alcanza en las Navas del Rey Miramamolin el Exército en campaña. Rey. Pues qué podemos hacer?

Alvar. Qué? pasarle á cuchilladas. Chor. Ah buen hijo!

Diego. Eso es guerer

Diego. Eso es querer aventurar la batalla.

Rey. Pues qué se ha de hacer, Don Diego!
Diego. Que tome la retaguardia
el Exército, y por llano
le busquemos. Rey. Las espaldas
habiamos de volver,
habiendo visto la cara
al enemigo, y que diga,
que huimos de su arrogancia?

Arzob. Pues qué dispones, señor?
Rey. Que divididos por varias
sendas, busquemos por donde
podamos tomar la marcha.

Arzob. Dices bien, señor. Rey. Pues yo tomo esta por mas extraña.

Diego. Y ya todos te imitamos.

Rey. Dios el camino nos abra.

Vanse el Rey , el Arzobispo y Don Diego cada uno por su parte , y luego Alvar Nuñez y Chorizo por en medio.

Alvar. Que mis afectos perdiesen á Zorayda. Chor. Y que tú á Abdalla dieses libertad, porque te dixo, que es Zorayda su hija, quando Dios sabe

quién fué su padre. Alvar. Las chanzas

dexa, que en mí hubo razon

para librarle: ahora marcha, que yo espero en mi valor ir á su campo á cobrarla. Chor. Yo hiciera lo mismo, si á Jarifa me llevaran. Vanse. Baxa el Rey por un monte que ha de haber hecho de yedras.

Rey. Adelantándome á todos encontrar en vano tratan, sin divina providencia, las diligencias humanas de este ciego laberinto de riscos, peñas y jaras, senda alguna por á donde conducir pueda mis Armas. Vos, Dios mio, vos, Señor, podeis solo en pena tanta enseñar senda por donde camine el que ciego anda. Doleos, Señor, de mis gentes; y pues vuestra soberana clemencia en otra ocasion, para que el Pueblo pasara Israelita, dividisteis del Mar Bermejo las aguas, porque de la ciega ira de Faraon se librara; ahora tambien, Señor, haced que de estas montañas se rasguen los senos, pues vuestra clemencia sagrada siempre es una, y es tambien vuestro este Pueblo, que os ama: pero cómo, quando son mis yerros y culpas tantas, juzgo, que para ablandaros mi llanto y mi ruego basta? Quién hallara luz alguna, que la senda me enseñara? Por aqui quiero subir, por si es que la encuentro.

Baxa San Isidro Labrador por el monte de yedras, al tiempo que el Rey va á subir.

Isidro. Aguarda: que asista á este justo Rey el poder de Dios me manda. Rey. Noble Labrador, quién eres,

que mi movimiento embargas, y con lo apacible obligas á veneracion extraña? Isidro. Un Labrador soy humilde, que de Madrid cultivaba algun tiempo el fértil campo, que de Manzanares llaman, y el fruto de mi trabajo le cojo ya en mejor Patria.

Rey. Pues qué intentas? Isidro. Enseñarte camino por donde vaya tu Exército sin peligro, para que dés la batalla al Moro, cuya victoria ha de ser blason de España.

Rey. Qué dices? Isidro. Vés esta senda, que á este monte circunvála? pues siguiéndola, podrá llegar tu gente á las Navas.

Rey. Puedo creerte? Isidro. Si, que el Cielo soberano á nadie engaña.

Rey. Quién eres? Isidro. Conocerásme, quando, Alfonso, á Madrid vayas: Vuela rapidamente. Isidro soy.

Rey. Qué prodigio! Labrador glorioso, aguarda: mas ya sus divinas luces solo con la Fe se alcanzan. Yo te iré á ver á Madrid, y tus Reliquias sagradas con grandeza en una urna daré al Templo colocadas: ola, Arzobispo, Don Diego. Salen el Arzobispo y Don Diege.

Arzob. Qué quieres, señor? Diego. Qué mandas? Rey. Ya he hallado senda por donde

marche mi gente á las Navas. Arzob. Quién te la ha enseñado?

Rey. El Cielo.

Diego. Admiracion tan extraña como has sabido? Rey. De Dios sus maravillas por altas, aun el que mas las penetra, sabe ménos explicarlas, y solo las crec la Fe, y las logra la esperanza.

JOR-

# JORNADA TERCERA.

Al son de Caxas y Clarines salen el Rey Miramamolin , Abdalla y Moros de acompañaniento.

Miram. Hoy, valeroso Abdalla, que el Católico Exército se halla de mis gentes cortado, sin que pueda librar ningun Soldado, esperando sus Cruces importunas despojo ser de mis triunfantes Lunas, el dia será en que España (árbitro siendo yo de la campaña) el yugo, que feroz ha sacudido del cuello que miró tan oprimido, vuelva á ver mas pesado sobre el hombro que Abdar ha levantado: hoy Alfonso, que usurpa de Castilla, á pesar de Mahoma, la alta silla, siendo desde Pelayo contra mi Imperio el mas ardiente rayo, verá desvanecida

su llama en humo de mi ardor vencida. Abd. Veinte y cinco mil son los que acaudilla Alfonso, de lo noble de Castilla, con Pedro de Aragon Rey, cuya espada del belicoso Marte es envidiada, y Sancho de Navarra Rey valiente, cuya robusta y valerosa gente, imitando el valor de dueño tanto, pálido al Orbe dexa del espanto.

Mir. Calla, Abdalla, que siempre eres testigo para alabar no mas al enemigo.

Abd. Esto, señor, de tu valor es gloria, pues hará mas heroyca tu victoria. Mir. Qué importa, q tres Reyes (bien lo fundo)

me acometan así, si tiembla el mundo mi Exército valiente, cuyo número dobla tanta gente, que en esquadrones de compuestas olas, parece anega el campo de amapolas con los rojos bonetes, y en volantes todo el ayre se nieva de turbantes? Quinientos mil Campeones acaudilla la sombra ó explendor de la cuchilla, cuyo ardiente reslexo soberano

luz es, que ciega á rayos al Christianos si tres Reyes su Exército ha incluido, con nueve á cada uno le he excedido, pues siguen de mi Real las justas leyes por los tres del contrario treinta Reyes Abd. Esto, señor, es acordar prudente. Mir. Mejor fuera acordarme, que valien en Alarcos vencí. Abd. De tal victoria nuestras lanzas, señor, son la memori pues hoy en nuestras manos la sangre que las tiñe de Christianos fresca, durando en ellas, tu memoria levanta á las estrellas. Miram. Esa arrogancia vana,

ántes que el Sol declare la mañana, y á enjugar salga de la Aurora el llad será con horroroso y fiero espanto lastimoso pesar de su osadía, luto del Sol, escándalo del dia. Chi Mas qué Clarin rompe el viento?

Abd. Esto es que Zorayda llega al Real. Miram. Que llegaba el día mejor, Abdalla, dixeras: mas cómo, Cielos, Amor se olvida de sus ofensas?

Sale Zorayda con el alfange desembay al Zorayd. No me aparteis el caballo: deme los pies vuestra Alteza.

Miram. Bien venida seas, Zorayda:

(ó qué mal en su presencia
se resiste amor!) qué causa,
quando con órden te dexa
mi grandeza en la custodia
de los muros de Baeza
de que no salgas, te mueve
de aqueste modo á romperla?

Zorayd. Aquí he menester fingir para lograr lo que intenta mi amor. Mi altivez me trae, que es en todo tan atenta, que no permite su orgullo el que desayrado os vea, no acabando con Alfonso, quando á estar cortado llega.

Miram. Nadie, ingrata, si no es tús desairar mi amor pudiera, pues quando amante y rendido, entre pasiones y quejas,

h

hasta la Corte de Alfonso fui por librar tu belleza; hallé que tu ingratitud (siempre á mi cariño opuesta) á Alvar Nuñez, ese vil Christiano (qué fiera pena!) llamaste en defensa tuya, porque mi fe no tuviera logro allí; pero qué mucho, si adverti para mi ofensa, que le deben tus cariños lo que á mi afecto le niegas? Zoray d. Esa es vana presuncion: pluguiera á amor no lo fuera. Miram. Pues para qué le llamaste? no vés como lo que piensas dar por disculpa, descifra evidentes las sospechas? Zorayd. Yo no llamaba á Alvar Nuñez. Miram. Pudo engañarse mi pena? Zorayd. Sí pudo, que como estaba de mí Alvar Nuñez tan cerca, no fué llamarle, sino daros, señor, advertencia, que Alvar Nuñez lo podia estorbar; y si la lengua no dixo mas que Alvar Nuñez, fué, que quebrada en sí mesma con el susto la palabra, no halló al pronunciar mas letras. Mir. Mucho nombrando á Alvar Nuñez con las voces te recreas: ó qué mal para el engaño contra mi opinion aciertas la disculpa! Zorayd. No la admitas, que ya dártela no intenta mi valor, que en la campaña hará que claro lo veas. Mir. Cómo podrás? Zorayd. Con la espada. Mir. Pues dime::- Zorayd. Nada pretendas ha ta verlo: toca al arma, el bélico parche alienta; muera Alfonso, y mueran quantos tatigando las arenas Andaluzas, siguen ciegos las Cruces de sus Banderas. Ay Alvar Nuñez! por ti nada mi valor arriesga. Yéndose.

Miram. Aguarda, espera, divina beldad, que el alma me llevas; pues con tal demostracion ya satisfecho me dexas: escucha. Zorayd. Nada he de oirte, hasta verme la primera con el Christiano en campaña, que hoy nuestras armas afrenta. Esto es por poder lograr ver á Alvar Nuñez : alienta, Amor, mi dulce esperanza. Miram. Divina Zorayda, espera, no así el enojo disfrace el candor de tu belleza, que ardiente púrpura tiñe la nieve con que me quemas; pues para que de mi amor el fin mas dichoso adviertas, y sean testigos los campos de lo que en mi afecto reynas::-Zorayd. Qué intentará su porfia? ap. con temor el alma espera. Miram. Hoy el logro á mi esperanza le he de dar. Zorayd. De qué manera? Miram. Atiende, y verás de un alma la mas amante fineza: Abdalla, Baxaes, Visires, hoy los campos de Baeza que túmulos de Christianos ser antes del Alva esperan, tálamo han de ser dichoso de dos almas. Zorayd. Qué oigo, penas! Miram. A Zorayda por esposa recibo. Abd. Qué aquesto pueda ap. un engaño! cómo haré para que logro no tenga? Miram. Hoy el laurél que me cine, ha de adornar su cabeza. Abd. Muera yo, y no mi lealtad ap. tal desacierto consienta: qué dices, señor? Miram. Que al darle mi mano, os la doy por Reyna. Lorayd. Primero verás mi muerte. Abd. Ya que me declare es fuerza. Señor, aunque vuestro gusto siempre debe ser ley nuestra, a las sienes de Zorayda no viene tanta diadema. Miram.

La Batalla de las Navas,

Miram. Si es vuestra sangre, y mi amor desde el Africa se empeña, mas por lograr su hermosura, que en lo mucho que interesa en la Conquista de España, y hoy sube á tanta grandeza, cómo loco os oponeis á una dicha tan suprema? Abd. Porque al Noble la lealtad es, señor, quien le gobierna; y si ha callado hasta aquí mi codicia torpe y ciega, quiero disculpar leal la culpa que me condena. Miram. Sin duda el juicio has perdido. Zorayd. Qué enigmas serán aquestas? ap. Abd. Digo, gran señor, que no es Zorayda lo que piensas; porque es::- Miram. No me digas nada, que puede ser no lo crea, y arriesgas en el decirlo no ménos que la cabeza. Abd. Hay suceso mas extraño! Zorayd. Hay mas rigurosa estrella! ap. Dent. voces. Nadie llegar puede donde el Rey está. Miram, Quién inquieta la guardia? Dentro uno. Que le veamos por ser órden suya es tuerza. Miram. Mirad lo que es. Zorayd. O fortuna! ap si aqueste accidente fuera para escusarme una muerte. Abd. O si la dicha quisiera, que este accidente estorbara mi amenazada tragedia! Sacan a Chorizo atadas las manos algunos Moros ; y Alcuzcuz Vejete. Chor. Loado sea Dios : aquí estos laudes no se rezan. Moro 1. Señor, siguiendo tu órden, á este Christiano por lengua traemos del Campo contrario. Chor. Engerto perro, no mientas, porque yo lengua no soy, sino Chorizo en mi tierra. Alcuze. Del gran Miramamolino no hablar así en la presencia,

Zorayd. El Criado es de Alvar Nuñez. ap. Abd. Aunque descubrir pudiera, que es Criado de Alvar Nuñez, he de pagar la fineza de darme la libertad callando quien es. Ea, llega. Alcuzc. Llegar, Christiano, y besar la pata. Chor. Ya me colea: muerde ó es manso? qué bravo mastinazo representa! por Dios, que por Alvar Nuñez vine yo á gentil perrera: pero ya he visto á Zorayda, por quien dexé me prendieran para hablarla de su parte. Miram. Christiano, en qué estado queda el Exército de Alfonso? Chor. El te dará de sí cuenta, que yo no soy de Castilla. Miram. Pues de donde? Chor. De Ginebra, un Lugar como se va á Caramanchel, y á esta mano cerca del camino está el rollo de Ballecas, y á estotra junto á un mojon está la casa de Meca. Alcuzc. Sinior, iste ser beliaco, que yo estar allá en su tierra, y conocer, que cautivo tenerme, y dar que comiera, no querer cabra, sino tocino, cosa tan puerca, y hacer echar las entrañas. Chor. Mientes, galgo: no lo crea vuestra Miramamolina persona, que es un babera. Alcuzc. Caliar. Mir.im. Aqueste se finge loco, porque de él no sepa lo que intento. Abd. Di, Christiano, lo que sabes, y no temas. Moro I. Acaba, dilo, Christiano. Chor. Oigan lo que christianean: si he de hablar christianamente á mis razones atiendan: digo, que yo no sé nada. Miram. No importa, que lo que niegas haré yo, que en un tormento

confieses. Char. O! si me llevas por ahí, soy comedido, y hombre de tanta conciencia, que te diré la verdad obligado á tu fineza. Nuestro Exército, que Alfonso Español Marte gobierna, despues que pasó los montes por una ignorada senda, saliendo bien del aprieto, que le puso en contingencia de perderse::- Miram. Qué? qué dices? Chor. Que refrescando en la Vega queda pegándose un verde mas lindo, que en una huerta. Miram. Qué dices? cómo es posible? Chor. La verdad pura es aquesta; así rebentara el alma de quien me apretó esta cuerda. Miram. Desatadle. Alcuze. El Christianilio ser, sinior, maldita bestia; y si desatar, al punto irse, y no volver cogerla. Chor. Diga, qué le importa al galgo el que esté la liebre suelta? Zorayd. Alienta, Amor, mi esperanza, y haz que aquesto verdad sea. Alcuze. Ya disatar. Miram. Cómo pudo pasar, si mi gente opuesta le cercaba todo el paso? Chor. Pasando sin que los vieran por una parte, y por otra rompiéndoles las cabezas. Miram. Esto escucho? vive Alá, que si es verdad esa nueva, que: - Moro 1. Señor, esto es cierto, y que su gente resuelta viene á darte la batalla. Miram. Pues la gloria se suspenda de dar la mano á Zorayda: mi Exército se prevenga; toca al arma, muera Alfonso. Chor. Qué brava gira se espera! Miram. Vos, Abdalla, en la vanguardia llevareis la gente negra, con quarenta mil Caballos de adarga y lanza, y cinquenta mil Flecheros llevará

Boacén de la gente diestra de Marruecos y de Fez, que la batalla guarnezcan, cuyo cuerpo irá doblado con las Moriscas banderas de Jaén y de Granada. La retaguardia Zulema ha de gobernar, llevando la gente, que en mi defensa envió Arabia; de tal suerte, que si se ofrece dar vuelta, venga á servir de vanguardia, que con la demas que resta, y los Reyes que me auxîlian, en el cerco de cadenas, que tres mil Camellos mueven, y el Real armados rodean, iré; porque desde allí mas seguro favorezca la parte que necesite socorro de mayor fuerza. Abd. El Campo, señor, al punto de la manera que ordenas, se dispondrá. Miram. La batalla, pues está Alfonso tan cerca, le presentaré al instante. Abd. Infeliz es si la acepta. Miram. Tú en tanto, Zorayda hermosa, porque mi dicha se arriesga en perderte, te retira con una esquadra á Baeza. Lorayd. Mal conoces mi valor sobre tantas experiencias: no me mandes retirar, que peligra tu obediencia; y en la victoria que animas a ser parte estoy resuelta. Miram. Tuya ha de ser toda, y quiero, para que me lo agradezcas, dartela yo de mi parte. Chor. Por tan segura la cuenta? ap. Miram. Vamos á ordenar el Campo, y aqueste cautivo tenga Zorayda, en tanto, que Alfonso tambien á servirla venga. Lorayd. Beso, gran señor, tus pies. Chor. Antes cieges, que tal veas. Miram. Toca al arma. Tocan, y vanse. Zorayd.

32

Zorayd. Al arma toca.

O Alvar Nuñez! quién dixera que por verte, á pelear contra tí el amor me lleva?

Chor. Ce, señora, pues se han id

Chor. Ce, señora, pues se han ido, y sola aquí te han dexado, oyeme solo un recado, que á esto no mas he venido.

Zorayd. Chorizo? Chor. Señora mia? Zorayd. Qué hayde Alvar Nuñez?que aquí pené el tiempo que fingí

el que no te conocia.

Chor. Lo primero es enviarte

á preguntar si estas buena;
luego decirte, que pena
en tormento de no hablarte:
lo otro tambien, que vendrá
á verte él propio en rigor,
en sabiendo que tu amor
fino como ántes está.

Zorayd. Qué dices? podréle dar á mi amor albricias? *Chor*. Si, y á mí tambien, pues por tí me he dexado cautivar.

Zorayd. Este jacinto, que el oro ciñe en fe de mi cuidado, recibe. Chor. Está bautizado este jacinto, ó es Moro?

Zorayd. Vuélvete al Real desde aquí, y dile que suya soy, y el cuidado con que estoy; mas que no arriesgue por mí su persona temerario, que á la campaña saldré, y en ella le buscaré á pesar de amor contrario. Vete: pero ven conmigo, que despues podrás volver. Chor. Nada tengo que temer,

señora, estando contigo. Vanse. Al son de Caxas y Clarines salen el Rey, el Arzobispo, Don Diego Lopez de Haro con baston y Soldados.

Rey. Haga el Exército alto en aqueste ameno Valle, ya que el Cielo ha permitido, que del peligro librase. Diego. Mejor es que hasta dar vista al Campo contrario marche. Rey. Arzobispo, qué os parece? Arzob. Fuerza será repararse vuestra Magestad de tantos tan continuados afanes.

Rey. No lo digo, Don Rodrigo, por mí, que el cargo no trae (si he de cumplir como Rey) lugar para que descanse; por mis Soldados lo digo, que la marcha ha sido grande, y si el reparo no alivia el cansancio, aunque constantes son sus fuerzas, no es posible, que dexen de fatigarse.

Arzob. O Rey santo! tu memoria apviva en las eternidades.
Vuestra Magestad, señor,
obra siempre como padre.

Rey. Con amor obró hoy la Reyna, cuya virtud vigilante siempre atenta al bien comun de vasallos tan leales, me ha escrito, que en todo el Reyno las rogativas se hacen: y en estos ruegos confio, que Dios victoria ha de darme, mas que en la gente, que sigue mis Banderas y Estandartes.

Tocan al arma.

Pero quién al arma toca? Sale Alvar Nuñez.

Alvar. Señor, ya ha llegado el trance de la batalla. Rey. Qué dices, Alvar Nuñez? Alvar. Que arrogante el Moro nos la presenta con Exército tan grande, que el suelo en Tropas difusas se cubre todo, y el ayre, fatigado con pendones, alquiceles y almaizares, gime, y en nubes de polvo se oculta el Sol, y no arde; solo le dexa á sus lunas el imperio de la tarde.

Rey. Así habrá mas que vencer, y el Castellano corage hallará para su triunfo

mu#-

mundo que el valor le sacie. Alvar. No el Exército de Xerxes se miró tan formidable. Diego. Qué importa, si le excedemos en valor con muchas partes? Rey. Valiente Alvar Nuñez, que de Lara el blason os hace entre los Moros temido, siendo terror de su alfange: Diego Lopez de Haro, cuyo valor siempre heroyco y grande, que con las canas prudente se admira mas venerable: Arzobispo Don Rodrigo, (perdonad, si no hablé ántes con vos, que de lo Soldado me arrebaté, y no es culpable en quien lo ha sido, que al ver tanto Soldado delante, en se de lo que profesa, con ellos primero hablase) aunque el Moro nos presenta la batalla, y ha de darse, no ha de ser quando él la quiera, aunque lo riña el corage de vuestro valiente orgullo; porque esto fuera arriesgarso á que arrogante dixera, que Alfonso Rey, á quien hace tan grande vuestro valor, este gusto llegó á darle. Mañana Lúnes sin falta, ántes que el Alva en celages madrugue á peynar al Sol la crencha hermosa, que esparce, se la tengo yo de dar; y porque el valor se arme de confianzas seguras (por lo que Dios ordenare) su Cuerpo Sacramentado, que es vida siempre inefable, hemos de recibir todos. La Comunion ha de darles à todos generalmente el Arzobispo, que madie es valiente, si no lleva à este Señor de su parte. Arzob. O Católico Monarca!

ó Christianísimo atlante de la Fe! prospere el Cielo siempre tus felicidades. Sale un Soldado. Sold. El Exército del Moro, como ha caido la tarde, y el nuestro no le ha salido al encuentro, ya a los Reales de á donde salió se ha vuelto. Diego. Estas, señor, son señales de que nos teme, y procura con mas fuerza asegurarse. Rey. Alferez Mayor. Alvar. Señor. Rey. Dexando vuestro Estandarte encomendado al Teniente, aquesto importa harse del valor que resplandece en vos. Alvar. Vuestra Alteza mande. Rey. Al campo habeis de ir del Moro disfrazado con tal arte, que podais reconocer disposicion y lugares à donde se fortalece, advirtiendo por la parte, que para que le embistamos está la entrada mas facil: ya sabeis lo que me importa. Alvar. Mi obediencia al punto parte. Rey. Vamos, Arzobispo, y demos orden de armar los Altares. Arzob. Vamos, señor. Diego. Santo Rey! Rey. Alvar Nuñez, no dilates lo que ordeno. V ánse todos, y quédasc Alvar Nuñez solo. Alvar. A obedecerte parto, señor, al instante. Mas ya la noche ha tendido el negro infausto ropage, y valido de sus sombras, pues tan á la vista yace el campo del Moro, intento sin dilacion registrarle. Esta entrada mas segura parece, yo he de arrojarme. Dentro uno. Póngase una centinela à la baxada del valle. Alvar. Por aquí no está segura, que el enemigo reparte

E

ya las postas; por aquesta será mi entrada mas fácil. Entrase por un lado, y sale por otro. La noche aun el tacto niega á las plantas.

Dentro otro. A esta parte se ocupe aquella colina.

Alvar. Ya en el campo estoy, y nadie me ha sentido, inaccesible el Real está del Alarbe. Mas hácia aquí me parece, que se acerca un bulto.

Sale Chorizo. Nadie

se vé como yo; mal haya el alma de quien me trae de este modo. Alvar. Si podré este por lengua llevarle á mi Real? Chor. Parece que

á mí se acerca un Gigante. Alvar. A él me arrojo. Chor. Mas se llega. Alvar. Esto ha de ser: quien es calle,

y sígame, si no quiere dar la vida. *Chor*. Disparate será, señor, que yo tengo cortapicos y callares.

Chor. Quién eres?

Alvar. Soy por mi dicha un Moro á nativitate.

Alvar. Pues sígame, y calle. Chor. Digo, que callaré como un Angel; pero mire usted, que ahora acabó de libertarme Zorayda; y si me cautiva, se ha de enojar como un aspid;

porque voy á tratar cosas de mi parte y de su parte con el señor Alvar Nuñez.

Alvar. Choricillo? Chor. Cómo sabe mi nombre? Alvar. No me conoces? Chor. Alvar Nuñez? Alvar. Sí, vergante. Chor. Vive Dios, que si no hablas

te paso de parte á parte.

Alvar. Cómo estás aquí? Chor. Y tú aquí cómo demonios entraste con tanto peligro, quando se inunda el campo de Alarbes?

Alvar. Tantos son? Chor. Cuerpo de Dios, que hay en estos aduares

mas Moros que longanizas. Alvar. Qué hay de Zorayda? Chor. Ahora sales

con eso? vamos de aquí, no con la Mora te enzarces, que ha salido ya la Luna, y no podrás ocultarte, que en saliendo de este riesgo te lo diré. Alvar. No cobarde estés. Chor. Digo, que con ella (porque dexé cautivarme) estuve, llegué, y vencí, y amor está de tu parte: ella viene á la batalla hecha un marimacho Marte, y ahora libre me envia para que te lo contase.

Alvar. Albricias, Amor. Sale Zorayds. Zorayd. En esta

sola y retirada parte espero á Abdalla, que intento, que aquí á solas me declare quien soy, y si no lo dice, por Alá, que he de matarle. Chor. Moros vienen. Alvar. No te asustes,

que he de ver si logro el lance de llevarme uno comigo.

Chor. Estás borracho? qué haces?
Zorayd. Gente hay aquí, conocerla
es preciso: quién va? Chor. Nadie.

Zorayd. Quién va, digo? Alvar. Quien intenta así á mi campo llevarte.

Zorayd. Qué haces, hombre? mas qué miro! Alvar. Zorayda? Zorayd. Alvar Nuñez? Alvar. Sabes

si es ilusion del deseo aquesta dicha de hallarme en tus brazos? Zorayd. Sabes tú si esta es ilusion amante de mi afecto? Alvar. Solo sé,

que es milagro de Amor grande. Chor. Vive Dios, que ella es Zorayda por la puerca de mi madre.

Alvar. Y pues te tengo en mis brazos, á mi campo he de llevarte conmigo. Zorayd. Ay Alvar Nuñez! que no ha de poder lograrse,

aue

que es el peligro evidente. Alvar. No hay riesgo que me acobarde, pues que llevándote, cumplo con lo Soldado y amante. Zorayd. No te arriesgues. Alvar. Nada temas.

Dent. uno. Dóblense hácia aquesta parte las centinelas. Zorayd. Aquesta es la ronda : hay mas pesares! vete, Alvar Nuñez. Alvar. Zorayda, yo no tengo de dexarte.

Zorayd. Vete.

Chor. Mas que han de cogernos. Alvar. Vente tú conmigo, ántes que nos sientan. Salen dos Moros.

Moro 1. Aquí hay gente.

Moro 2. El nombre den al instante. Alvar. Perros, Alvar Nuñez soy. Riñen. Moro I. Traicion. Zorayd. Qué intentas! Chor. Qué haces?

Alvar. Para que escapar podamos matar aquestos cobardes.

Metelos á cuchilladas. Zorayd. A gran peligro te arrojas. Chor. El hará que nos empalen. Moro 1. Muerto soy.

Alvar. No huyais, gallinas: mi intento he logrado, ántes que nos sigan, vamos. Zorayd. Cómo será posible lograrse?

Alvar. Llevándote yo en mis brazos, ántes que ellos nos alcancen.

Dent. unos. Al arma toca. Otros. Traicion. Alvar. Nada, Zorayda, te espante. Zorayd. Contigo no temo el riesgo. Chor. Yo voy temiendo un desastre. Vanse. Salen el Rey, el Arzobispo, Don Diego

y Soldados.

Rey. No os desaliente, Christianos, del Moro la fortaleza, que el desmayo en la ocasion infeliz hace la empresa. Ya el Moro ha tocado al arma, y el dia á alumbrar empieza; hoy le he de dar la batalla, ninguno alentado tema, no pavorosa la muerte en vosotros desfallezca;

aquel valor heredado, que arde honroso en vuestras venas, aliente, anime el corage, que esa multitud inmensa de Bárbaros, á mas gloria con el vencimiento os lleva. Hoy si venceis, queda España libre de opresion tan fiera, en que el Moro la ha tenido (que es de nosotros afrenta) y si desmayais cobardes, se reduce á la miseria infeliz de ser esclavos: pues quién habrá que no quiera comprar una libertad por una vida que cuesta?

Diego. Señor, á morir contigo nuestras personas dispuestas están todas, que á lo noble no la muerte le amedrenta.

Rey. Que no haya vuelto Alvar Nuñez me tiene con grande pena.

Salen Alvar Nuñez, Zorayda y Chorizo. Alvar. Aquí Alvar Nuñez está á vuestras plantas excelsas.

Rey. Qué hay, Alvar Nuñez? Alvar. Señor, como mandaste supiera del Exército del Moro los intentos y las fuerzas de Abenyucef, aquí traigo su pensamiento por lengua, pues que te traigo á Zorayda.

Rey. Qué dices? Lorayd. Que à tus pies puesta arrodillase. otra vez está, señor,

la que ser tu esclava intenta. Rey. Llega á mis brazos, Zorayda,

que tenerte prisionera otra vez, estimo mas, que si al Moro le venciera.

Zorayd. Yo tambien estimo mucho, que mis rendimientos veas. Diego. Mucho agradezco, Alvar Nuñez,

que lograses tal empresa. Rey. De tu noble se, Zorayda, es fuerza hacer experiencia, pidiéndote que me digas de Abenyucef con certeza

to-

La Batalla de las Navas,

toda la gente que trae, los puestos y las defensas. Zorayd. Aunque mi lealtad aventuro, forzoso es que te obedezca. Quinientos mil son los Moros, que el campo inundan y anegan, á cuyas plantas parece que viene corta la tierra. Su Real está inaccesible, á quien defienden y cercan fortines y empalizadas, que abrazados de cadenas, por todas partes la entrada al ayre mismo le cierran; sembrado en torno de abrojos acerados, señorean tanto el campo en fieras puntas, que obedeciendo la espuela,

los caballos, si no vuelan. Rey. O quánto, mi Dios, ó quánto, segun me aflige la pena de ver así á mis vasallos, necesito la asistencia vuestra! Veinte y cinco mil solo nuestro campo encierra, corto número al contrario, mucho número á esas fuerzas. Desalentados están; vuelva vuestra providencia á sus pechos el valor, y corto número sea, con vuestro poder inmenso, quien por vuestra gloria vuelva. Todos, Señor, aunque malos, somos hijos de la Iglesia; no quien no os conoce triunfe de quien con la Fe os confiesa. Arzobispo? Arzob. Gran señor. Rey. Mucho siento que se pierda

es imposible que pasen

se affiia así vuestra Alteza.

Rey. Hoy habemos de morir,
y solo lo que desea
mi valor, es que muramos
como buenos. Arzob. Nada tema
vuestra Magestad, que hoy
hemos de vencer; Nobleza

tanta gente noble. Arzob. No

Castellana; valerosos Aragoneses, hoy prueba Dios vuestro valor: Navarros, hijos todos de la guerra, alentad vuestra esperanza, el esfuerzo á vivir vuelva, que yo de parte del Cielo la victoria os hago cierta, que no puede peligrar el que por la Fe pelea. Esa Imágen de MARIA (que es dulce esperanza nuestra, y Sol en nuestro Estandarte, como Estampa de la Reyna, que en el Sagrario Toledo con este nombre venera) será en luces soberanas Iris de tanta tormenta: todos habeis comulgado, pues quién ha de haber que tema, si de Christo Dios y Hombre tan armado el pecho lleva? Dentro unos. Toca al arma. Tocan-Otros. Marche el campo, guerra contra el Moro, guerra. Rey. Ya el campo alentado está: ó quanto el alma se alegra! Españoles valerosos, devotos doblad en tierra la rodilla, para que la Cruzada se os conceda. Arrodíllanse todos, menos el Arzobispo. Arzob. Nuestro Santísimo Padre Inocencio, que hoy se cuenta Tercero de aqueste nombre, los Tesoros de la Iglesia os comunica y concede plenísima Indulgencia á quantos hoy asistís á aquesta sagrada empresa, y yo en su nombre os absuelvo á todos de culpa y pena;

y en señal de aquesta gracia,

de Dios Padre, de Dios Hijo,

la bendicion sacra excelsa

y el Espíritu, que reynan

por los siglos de los siglos

(tres Personas y una Esencia)

para mayor gloria suya, sobre vosotros descienda.

Todos. Amen. Levántanse, y suena Mús.
Rey. Mas qué dulce voz la region del ayre puebla?

Arzob. Parece que se adelanta la Aurora con luz mas bella.

Aparece en lo alto una Cruz resplandeciente, y canta la Música.

Musica. Pues siempre la Fe triunfa en esta seña, alégrese el mundo,

Rey. Qué dulce sacra armonía los sentidos enagena, que el alma llena de gozo al Cielo el sentido eleva?

Arzob. Mas que el Sol luce brillante. Diego. Mas puros rayos la cercan. Alvar. Rara maravilla! Arzob. Esto

misteriosamente enseña nuestro triunfo. Alvar. Tal señal nos da la victoria cierta, que en otra ocasion Pelayo al Moro venció con ella.

Dentro voces de Arma, arma.
Otros. Santiago, cierra, España,
guerra contra el Moro, guerra.

Música. Alégrese el mundo, que el Cielo se alegra::-

Unos. Arma, arma, guerra, guerra. Música. Pues siempre la Fe

triunfa en esta seña.

Otros. Arma, arma, guerra, guerra.

Rey. Señor, vuestras maravillas
alaben todos, y sea

esta señal de la Cruz el triunfo que os engrandezca. Arzob. Vamos á dar la batalla,

que la Cruz fixa en la esfera nos quiere ver pelear.

Diego. El Campo ya lo desea.

Rey. Todos á ocupar los puestos
vamos. Diego. Repartir es fuerza
toda la gente con órden.

Rey. A vuestro cargo eso queda.

Alvar. Lleve á Zorayda una esquadra á retirar á mi Tienda.

Zorayd. Qué es retirar? mi valor morir por la Fe desea, que aunque Christiana no soy, sé que en vuestra Ley suprema sirve el Bautismo de sangre al que de agua no le tenga. Vase.

Rey. Aguarda, heroyca muger, seguirte mi amor intenta. Vanse. Chor. Vávanse con Dios, que yo

Chor. Váyanse con Dios, que yo desde aquí he de ver la fiesta. Válgame Dios, qué gran dia al demonio se le espera! mas si tendrá prevenido los tizones y calderas para cocer estos galgos, que es la comida muy tiesa? Yo apostaré, que hay diablillo, que tirando de una pierna, por no poderla mascar entre dientes se la dexa. Pero ya el campo se mueve, y la batalla dispuesta está en quatro batallones, que emulándose á sí mesma, en gala y en bizarría, en esfuerzo y gentileza, si pudiera haber temor, á sí misma se temiera. Diego Lopez de Haro es el que la vanguardia lleva. Nuestro gran Monarca Alfonso la retaguardia gobierna, con que toda la batalla gloriosamente la cierra. El Arzobispo á su lado valiente nunca le dexa, que en su púrpura el valor sagrado ardor reverbera. Domingo Pasqual, que es Canónigo de la Iglesia Toledana, con la Cruz el Guion sagrado lleva, cuya insignia victoriosa todo el campo señorea. Ya bizarros unos y otros al enemigo se acercan;

ya el Moro al encuentro sale, ya se cascan, ya se pegan. Tocan, y suena ruido de batalla. Dent. voces. Santiago, cierra, España, viva Christo, Mahoma muera. Dent. D. Diego. Castellanos valerosos. seguidme. Chor. El Haro se empeña á que no pasen por él los perros, que se los lleva. Dentro voces. Viva Alfonso. Dentro Moros. Mahoma viva. Dentro voces. Viva Alfonso. Chor. Viva y beba. Dentro Miram. Ea, Moros mios, á ellos, que vuestra victoria es cierta. Chor. Desde su Real Macemuto en un Trono que le eleva, en una mano la espada, y el Alcoran de su secta en la otra, con ahullidos sus mastinazos alienta: pero ya los Esquadrones unos con otros se mezclan; ya se pierde Don Beltran con la mucha polvareda. Dentro voces. Santiago, Santiago, á ellos. Dentro Moros. Mahoma nuestro Profeta nos ayude. Chor. A lindo santo los bonetes se encomiendan: mas vive Christo, que huyen los nuestros : en estas peñas me encaramo, no me topen, y me rompan la cabeza. Escondese. Salen unos Soldados peleando, y retirándose de algunos Moros. Sold. La multitud de los Moros ya no tiene resistencia.

dose de algunos Moros.

Sold. La multitud de los Moros
ya no tiene resistencia.

Moros. Mahoma viva. Sold. Fiero trance!
los pies solos nos defiendan. Vanse.

Moros. Victoria, que van huyendo.
Sale el Rey con la espada desnuda.

Rey. Christianos, no desfallezcan
vuestros brios, no mancheis
el honor con esta afrenta.

Sale el Arzobispo con la espada desnuda.

Arzob. Castellanos valerosos.

muera esta canalla ciega:

volved, volved al combate,

que vuestro Rey os alienta.

Rey. Ya imposible es detenerlos.

Salen unos Moros, y acometen al Rey,
y sale Zorayda y pónese á su lado.

Moros. Mueran todos, á ellos, mueran.

Zorayd. A tu lado estoy, señor,
morir sabré en tu defensa.

Rey. Qué es morir, perros? Santiago,
Santiago.

Baxa Santiago Apóstol en un Caballo rápidamente, pelea con los Moros, y vuelve á subir así mismo.

Santiago. Ya en tu defensa,
Castellano Alfonso, está,
porque con mi ayuda venzas,
viva la Fe, que así Dios
ampara siempre su Iglesia.
Moro 1. Entorpecido el valor
la espada á mover no acierta.

Moro 2. Qué encanto es aqueste?
Moro 3. Huyamos,
pues no hallamos resistencia

en nuestros brios. Retiranlos

Rey. Qué rayo
armado rompe la esfera,
y en bridon de fuego y nieve
lo que abrasa á un tiempo yela?
Zorayd. Christianos, al triunfo, al triunfo,
que ya la victoria es vuestra.
Arzob. Santiago, Santiago, á ellos. Vanse.
Chor. Ya maza en la cola llevan

los mastines; lindo es ver los toros desde afuera; pero qué gallardo jóven con la empalizada cierra del Real del Moro, y lanzando al galan bruto la rienda, la altura de la estacada vencer valeroso intenta? Alvar Nuñez es, brincóla: valgate Santa Gadéa.

Sale Alvar Nuñez con el Estandarte 9
la espada en la mano.

Alvar. Sobre el viento mi Caballo me entró en el Real: dulce Reyna del Sagrario, á quien no pueden herir enemigas flechas, pues empezais la victoria

to-

toda la gloria se os deba. Vase.

Dent. Miram. Moros, que entraron al Real,
todos aquí en su defensa.

Alvar. Santiago, aquí, Castellanos.

Dent. voces. Arma, arma, guerra, guerra.

Chor. Uno, dos, tres, quatro, cinco,
mil, quatro mil, ya no hay cuenta
de los Moros que derriban,
que á millares las hileras
por donde pasa la Cruz,
que Domingo Pasqual lleva
del Guion del Arzobispo,
de su estado se caen muertas.

Dent. voces. Victoria, victoria, España viva. Salen Miramamolin y un Moro.

Miram. Ya mis banderas con sus lunas eclipsadas el Imperio Arabe afrentane triunfante Alfonso se mira.

Moro. Huye, señor, que no hay fuerza que resista á los Christianos; mas de doscientos mil quedan muertos de los tuyos. Chor. Presto le ha ajustado la cuenta.

Miram. Huyamos, pues la fortuna mas recurso no me dexa.

Sale Zorayda. Ninguno escape con vida, Christo viva, Mahoma muera: pero el Gran Sultan es este.

Miram. Qué miro! así la fineza pagas de mi amor, ingrata?

Zorayd. De Dios vuelvo por la Iglesia; pero porque á mi atencion alguna hidalguía deba el amor que me has tenido, darte aquí la vida sea recompensa: vete al punto, que yo en este sitio puesta estorbaré que te sigan los mios: vete, que llegan.

Miram. Mas siento perderte, ingrata,

que si la vida perdiera.

Vanse los dos, y salen retirando á Abdalla D. Diego Lopez de Haro y Alvar Nuñez, y luego salen el Rey y el Arzobispo. Alvar. Rendíos, Moros. Diego. Mueran todos.

Abd. Qué desdicha!

Zorayd. Tu clemencia, pues te hace el Cielo feliz, les valga, señor. Rey. Suspendan vuestras iras los aceros.

Alvar. Señor, mejor es que mueran.

Abd. Gran Diego Lopez de Haro,
esta divina belleza
que miras, es hija tuya;

que miras, es hija tuya; ella, señor, sea defensa, para que nos des las vidas.

Diego. Qué dices, Moro?

ap. Zorayd. Qué intenta Abdalla? Rey. Moro, qué dices? Alvar. Cielos, el alma suspensa ap. está de su voz. Abd. Zorayda, que ser Mora representa, es Doña Beatriz de Haro, á quien yo prendí en Consuegra el dia que Abenyucef (tu campo roto) entró en ella; con el ama la llevé cautiva, á tiempo que muerta Zorayda, hija de Mahomad (á quien yo tuve en tutela) hallé, y codicioso entónces por gozar de tanta hacienda, con ella supli su falta, sin que ninguno supiera este misterio (tanto hace el poder de una cautela) y para que esta verdad duda alguna no padezca, esta medalla, que al cuello llevó de tus armas mesmas, te restituyo, porque testigo en mi abono sea, que siempre traxe conmigo,

y ahora mi verdad te entrega.

Dale una lámina.

Diego. Esta es la que dí á su madre,
y quando no fuera cierta,

el parecérsele tanto
y el corazon lo dixeran.

Rey. Raro asombro! Arzob. Caso extraño! Alvar. Albricias, Amor. ap.

Zorayd. Qué pueda caber en mí tal fortuna!

Diego. Hija amada, dulce prenda,

40

Ilega á mis brazos, qué dudas? Zorayd. El alma y vida te entrega, padre y señor, mi cariño:

qué dicha, Cielos! Abd. Qué pena! Rey. Arzobispo, para que

el triunfo glorioso sea, demos á Dios y á su Cruz las gracias, y á MARIA excelsa, pues nos la alcanzó, y al Papa le daré de todo cuenta, pues como Padre ha de holgarse de este triunfo de la Iglesia.

Arzob. Doscientos mil de los Moros murieron, ciento y ochenta mil son cautivos; y solo de los Christianos se cuentan veinte y cinco, que dichosos la palma gozan eterna del martirio. Rey. El despojo, Don Diego, vuestra prudencia repartirá. Diego. Gran señor,

la parte, que dentro encierra todo el Real del Africano, oro, diamantes y perlas al de Aragon y Navarra se ha de dar, y lo de afuera se reparta á los Soldados, que yo para vuestra Alteza solo quiero::- Rey, Qué?

Diego. La honra
de la victoria. Rey. Tenerla
es preciso, quien vasallos
tan nobles tiene, y es fuerza,
que la honra aquí sea mia,
siendo la victoria vuestra.

Diego. Diebo comio

Diego. Dicha es mia. Zorayd. y Alvar. Y de los dos es muy venturosa estrella.

Todos. Y aquí, Senado, da fin la victoria mas excelsa, que el Rey Don Alfonso el Bueno ganó, y el mundo celebra.

## FIN.

Con Licencia: En Valencia, en la Imprenta de la Viuda de Joseph de Orga, Calle de la Cruz Nueva, junto al Real Colegio del Señor Patriarca, en donde se hallará esta y otras de diferentes

Títulos. Año 1761.